

# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA



## ENDOWED BY THE DIALECTIC AND PHILANTHROPIC SOCIETIES

862.8 T2551 V. 23



## NO HAY PEOR SORDO, QUE EL QUE NO QUIERE OIR.

#### COMEDIA

#### DEL MAESTRO TIRSO DE MOLINA.

Hablan en ella las personas siguientes.

Don Fadrique. Don Diego. Cristal. Don Garcia.

\*\* \* Don Luis , Viejo. \*\*\* Don Pedro.

\*\* \* Doña Lucia.

\*\*\* Doña Catalina.

\*\* \* Ordoñez , criado. \*\*\* Quesada, escudero.

\*\*\* Don Juan.

\*\*\* Don Antonio.



#### JORNADA PRIMERA.

Salen Don Diego de camino, y de rua Don Fadrique: saca habito de Santiago Don Diego.

Fad. Diego, en Toledo vos, no cumplo con lo que debo, sino os abrazo de nuevo. Dieg. Ni pagáramos los dos la amistad que nos tenemos, á no celebrarla asi.

Fad. Quexas hallareis en mí dignas de justos extremos, sino es que agora acabais de apearos, en no honrar mi casa. Dieg. Penseos hallar aqui, y solo como veis, me he quitado las espuelas sin dar treguas á las botas.

Fad. No por costumbres devotas, mas por amantes cautelas curso la Iglesia mayor.

Dieg. Siempre en imágenes vivas

ocupais fiestas votivas. Fad. Qué quereis? gasto este humor. Estos hereges nos sacan al campo de los lugares, los Santos de los Altares, que á Dios enojado aplacan, y á nuestra imágen divina del Sagrario en procesion. Die. Con tan cierta proteccion tema el Inglés su ruina. Fad. Estará este novenario en medio de su capilla. Dieg. Es celestial maravilla la Aurora de este sagrario. Fad. Es Vice-Madre de Dios, pues la dió el original sus brazos. Dieg. Premio inmortal,

con humanas mocedades. Fad. Entrad, vereis dignidades, que con ornato discreto

digno Fadrique, que vos

no profaneis su respeto

á su culto sacro asisten, y están sucesivamente desde que raya el oriente, hasta que al Ocaso visten nocturnos del Sol desmayos, dos Canónigos, nobleza de España, (que la limpieza de sangre aquí obstenta rayos) dos racioneros, y dos Capellanes, que diversos en coros cantan á versos glorias del Alva de Dios.

Dieg. Magestad ostentativa muestra esta plaza adornada, con tanto jaspe y fachada, gusto quien la ve reciba: quien vive tanto balcon, tanta grada, y claraboya. Fad. Será, si se acaba, joya

Fád. Será, si se acaba, joya de fábricas, estas son casas del Ayuntamiento.

Dieg. Y esotras? Fad. Arzobispales,
Palacio de Cardenales,
en la Religion Convento,
y Alcazar de su grandeza.

Dieg. Délas ese nombre real un Infante Cardenal en nombre, virtud y Alteza. Que en fé, que Toledo crece en el valor que dilata, las honra un Nestor Zapata, que su oficio cuerdo exerce. Qué bizarro pasadizo!

Fad. Armas le adornan ducales, y á Roxas, y á Sandovales, aquel Cardenal le hizo, que para el Sagrario halló jaspes nuevos. Dieg. Gran Prelado.

Fad. Trofeos ha levantado donde los pies estampó, la que honrando la cogulla del Santo, que España medra imprimió su fama en piedra, y le dió inmortal casulla. El Tajo es su coronista, pues sin él los cigarrales, que hermosean sus cristales, no tuvieran buena vista.

Su fama en Madrid asombre, pues amplió á sus herederos las Casas de aquel Cisneros Francisco en hábito y nombre. La quinta, que en ella do hospicio á la recreacion, la devota obstentacion, con que ilustrando á Alcalá, dió el Santo de Claraval fábricas dignas de cielos, á Dios Religiosos velos; y gloria á su Cardenal.

Dieg. Nunca el tiempo se desmande en su olvido. Fad. Como puede mientras su sobrino quede, aquel cinco veces grande: las tres Duque, una Marqués, y otra heroyco adelantado de Castilla? Dieg. Y celebrado por Sol de España despues.

Fad. En fin, no tratando de esto, qué ayres os han traido por acá desde el olvido, que en Madrid su silla ha puesto? Vais à Cadiz? Dieg. Fuera justo, que siguiera la lealtad de tanta diversidad de nobles, en quien el gusto con quien á su patria, y Rey sirven; ni mira inclemencias del tiempo, ni en indecencias caminantes. Fad. Esa es ley de Españoles, yo os prometo, (lo que vi os afirmaré) que hubo quien llegase á pie ilustre, rico, y discreto por no hallar cavalgadura á Toledo, y que llevaba venera de Calatrava a 610 25 6013 al pecho. Dieg. Hermosa aventura. Cruz sé yo de Santiago, «que así de Madrid salió, y un labrador encontró junto a Orgaz, en un quartago, y daudole cien escudos, and de corrió en él hasta Sevilla, sin mirar en freno ó silla. staban om la paz mudos

los animos Españoles; ya despiertan. Dieg. Quien los vió toda la noche y el dia debaxo los quitasoles tachonados (coches digo) en que dexando cabellos, amugerando alzacuellos de su nobleza castigo, y quien los ve de corderos leones en un instante.

Fad. España en viendo delante
la ocasion, alienta azeros.
A lo ménos al herege
debemos el despertarnos.

Dieg. Pruebe Felipe à llevarnos. à la isla blasfema, y dexe à España el cargo, que toma à su cuenta darla el pago.

Fad. A permanecer Cartago, no se afeminara Roma. Pero al Rey el Cielo guarde, que á mas que eso se dispone.

Dieg. Como en Londres se corone, pida servicios. Fad. No es tarde; pero en efeto Don Diego, qué es á lo que habeis venido? Dieg. Unas pruebas me han traido,

y pienso volverme luego.

Fad. Pruebas de hábito? Dieg. Y que estan

calificadas por sí.

Sale Ord. Ce, caballero? Dieg. Es á mí? Ord. A esotro que es mas galan. apartanse.

Fad. O señora Ordoñez, pues qué mandais? Adónde está vuestro dueño? Ord. Bien podrá verla si aguija los pies.

Que vino á la procesion; pero mandóme su hermana, (ya vuesanted ve la gana con que alienta su aficion) que en hallándole le avise, que se allegue luego á casa, que hay novedad. Fad. Pues qué pasa?

ord. Ni preguntárselo quise, ni me dió lugar para ello mi señora Doña Lucia, que ya el manto se cubrie; vaya, si quiere sabello. antes que la vuelta demos; que pues allá se quedó, y á llamarle me envió, algo hay. Fad. Deben ser extremos con que Doña Catalina mi amor desprecia. Ord. No sé, mas mientras aquí se esté sus remedios descamina. Esperándole está en casa.

Fad. Y mi dama? Ord. Queda agora dandole á nuestra señora oraciones, que repasa por unas azules cuentas, sino es que repasa zelos.

Fad. Repasará los desvelos de mis desdichas violentas.

Ord. Irá? Fad. Al punto. Ord. Pues á Dios, no haya sermon si me ve hablando con vuesansté.

Fad. A que me aparte de vos por este rato, me obliga, Don Diego, cierta ocasion.

Dieg. Es pendencia? Fad. Penas son con que amor mi fe castiga: habeisme de perdonar.

Dieg. Ocasion de amor precisa disculpandoos pide prisa.

Fad. Adónde os volveré á hallar?

Dieg. Ya nos veremos los dos en casa. Fad. Bien veis, amigo...

Dieg. Oh, cumplimientos conmigo!

Fad. Perdonad, y á Dios. Dieg. A Dios.

Vase.

Sale Cris. Puede ser la Iglesia santa
Iglesia del Preste Juan,
que de holanda, y bofetan
la bonetada me espanta,
De faldudos, que el camino
barriendo dan que admirar,
toda esta Iglesia es un mar
de pulpos á lo divino.

Dieg. Cristal. Cris. Brava ostentacion, señor, prebendada ví!
Cola hay, que á su dueño aquí le pueden llamar colon.

Dieg. Qué te parece? Cris. La alabo sin saberla encarecer: tomára yo en ella ser

A 2

capiscol, 6 cabisnabo. Trocara yo mi racion con qualquiera racionero aquí, hesta el protoperrero, sino es archiclerizon, se entancha. Dieg. Qué disparate! Cris. Como nunca estuve aqui, quando de grana le ví, soil and dive: Señor Don Tomate, qué cargo dá á esa figura la Iglesia, que extrañar puedo, pues solo he visto en Toledo pertiguero de asadura? Por Dios que está autorizado con el purpureo ornamento; mas no es bueno para cuento, porque es todo colorado. Díganos su oficio ya sin juzgarme por prolixo, acercóse un perro, y dixo, esperese, y lo verá. Sacó debaxo del brazo un añudado cordel, y al inocente lebrel le embistió tal latigazo, que segun el alboroto con que la puerta tomó aullando, bien pienso yo, que no será mas devoto. Yo entonces le dixe: pesia á tal, no es el perro mio; pero no siendo judio, entrar pudo en esta Iglesia. Y respondió el carmesí, conózcole ha muchos dias;

y no puede entrar aquí.

Dieg. Anda, loco. Cris. Qué te hiciste
desde que la procesion
se acabó, que hecho buscon

desciende del de Tobias,

Dieg. Con Don Fadrique de Ayala

acabo agora de estar.

Cris, El amigote? Dieg. Estimar le puedo. Cris. Bien te regala, si de esa suerte te dexa, y se acoge. Dieg. El volverá presto. Cris. Y te convidará

segun la costumbre vieja de Toledo. Dieg. Necear. Cris. Todos gastan cortesias: en viendole, le dirias, que te vienes á casar.

Dieg. A hacerlo ansi, bien cumpliera con mi propuesta intencion; vengo á hacer informacion de quien ser mi esposa espera. Y habiale de decir esa necedad? Cris. Qué mucho? mil propósitos te escucho, que los sueles malparir. Primero que los dixeras, si segun la comun fama, es noble y rica tu dama, qué diablos es lo que esperas? Tu padre, mas remirado que una beata, trató tus bodas, y conoció al consuegro que te ha dado. Sabe que es la tal honesta, y despues de bruxulear testigos, te envia á casar, y su virtud manifiesta; y tú agora escrupuloso das en esa impertinencia.

Dieg. Mal sabes la diferencia que hay de un galan á un esposo. Nunca en nuevas de camino fiado de suerte estés, que crédito fiel les des: yo obedecer determino á mi padre; y dado caso que disgustarle no quiero, he de conocer primero la dama con quien me casó. Hermosura Toledana, que apadrina discrecion en Ciudad toda ocasion, que el Tajo apacible humana. Quieres tú que tan ociosa viva, que esté sin desvelos?

Cris. Boda que empieza con zelos, es empresa peligrosa.

Bueno es que los tengas tú de aquello que puede ser, no mas. Dieg. Yo busco muger,

MARSIN

y no dama. Cris. Bercebú que se precie de entenderos en la Corte redamados, si de los escarmentados saca el refran los arteros. Tú que en damiles cautelas Cátedra puedes llevar, acabado de cursar diez años en sus escuelas. Argos serás, no marido, pobre de tu esposa bella, si has de sospechar en ella lo que de otras es sabido. Dieg. No tanto; pero yo intento buscar cuerdo una beldad, doncella en la voluntad. Cris. Qué dificil buscamiento! Détela solo Platon formada allá en sus ideas, ó hazla hacer, si la deseas de ese modo, en Alcorcon. De voluntad virginal? signo es, que se volvió estrella, aun no hay fisica doncella, y buscasla tú moral. Dieg. Todo necio es malicioso. Cris. Y todo demasiado escrúpulo da enlodado en la trampa por curioso. Querrás vivir encubierto, en casa de Don Fadrique? Dieg. Miéntras que no califique mi informacion, será cierto. Cris. Y á qué le has dicho que vienes? Dieg. A unas pruebas. Cris. No has mentido pues á probar has venido lo que tú por facil tienes. Y es para mí confusion, porque pruebas virginales despues que andan entes reales,

mi informacion, será cierto.

Cris. Y á qué le has dicho que vienes?

Dieg. A unas pruebas. Cris. No has mentido pues á probar has venido lo que tú por facil tienes.

Y es para mí confusion, porque pruebas virginales despues que andan entes reales, ya son entes de razon.

Salen con mantos Doña Lucia, y Ordoñez, y Quesada Escudero.

Luc. Dexéle á Doña Isabel para que á San Pablo fuese, y encarguéle que volviese por mí. Ques. No haga caso del vuesansted, porque el cochero

en la Corte madrigado, como hace el tiempo enlodado en oliscando el dinero de dama que se cochize, no volverá hasta la noche. Luc. Qué de enfados causa un coche! Ques. Y cómo? Luc. Desde que le hice no hay dia entero, que pueda afirmar que le he gozado; ya me lo piden prestado, ya está quebrada una rueda, ya un caballo se mancó, ya el cochero cayó malo. Ord. El es costoso regalo. Ques. Al molino comparó el coche un bien entendido, que moliendo harina agena, solo la costa y la pena da al dueño, y todo es ruido. Luc. Volverémonos á pie, qué hemos de hacer? Ord. Cerca está nuestra casa. Dieg. Ven acá, Cristal. Crist. Qué tenemos? Dieg. Fué tan hermosa la primera aurora, que en su arrebol previno purpura al sol, en cunas donde naciera? Podráse esta comparar á las Laydas, las Elenas, para las fabulas buenas que Grecia da en celebrar? era Venus tan hermosa? Lucrecia fué tan perfeta? Cris. Preguntaselo á un Poeta que escribe en verso, ó en prosa, ó un villete á Adan escribe, que al sexto dia salió, y el otro segundo vió del alva que huyendo vive. Porque yo mal daré cuenta de lo que no fui testigo. Dieg. Qué barbaro! Cris. Tambien digo que trae su sal y pimienta la trucha, y que su eficacia da á la vista un gentil rato, llamo al damil garabato pimienta, y sal á la gracia.

Si ya no es que el artificio

garambaynes nos fabrique, y bosquexos del menique apoyen el frontispicio. Que si el soliman desvela aqui su blancura atroz, será escudilla de arroz con su azucar y canela. Dieg. Preguntale al escudero quien es, mientras llego á hablarla. Cris. La venera has de enseñarla, y diamantes lo primero. Será prevencion discreta, con que facilites llamas, porque el oro con las damas sirve de urgiel de saleta. Dieg. Privilegios de extrangero Llega. me pueden, señora, dar licencia para alabar la dama que vi primero. Con tal principio ya espero. hallar en la patria vuestra dichas, que el amor me adiestra, porque en vos no puede haber engaños de mercader, falso paño, y fina muestra. Con que buen pie debí entrar, perdonad mi indiscrecion, que à las puertas del perdon bien lo puedo en vos ganar. Toledo (si he de admirar gracias que el Cielo le ha dado) Ilaneza influye, y agrado hermosura y cortesia. No pierda en vos este dia la fama que ha grangeado, suplid agradable aqui la opinion que habré perdido. Vos cortés, y yo atrevido, risa en vos, y llanto en mí, desde el instante en que os vi, la Corte se me olvidó.

Toledo prohijarme espera. Cris. La venera, la venera, mas rióse, ya la vió. Luc. Vos lo hablais de obstentacion

No soy ya de Madrid yo,

tan bien, que por lo discreto, señor, mi voto os prometo

en habiendo oposicion. Ojalá que la opinion que da España en la hermosura, Toledana en la blandura, tratable en mi humilde cara, su fama calificara, tuviera yo mas ventura. Mas como quiera que sea estimaré yo el serviros.

Ques. El coche está aquí. Dieg. Deciros mil cosas, sé que desea el alma, y mientras se emplea en pulirlas, el temor desazona su primor.

Luc. Principios de amor turbado. conforme me lo han contado son versos en borrador. Trasladadlos, que por vuestros yo aseguré su audiencia, y dadme agora licencia, que hay ojos aquí muy diestros en juzgar desaires nuestros.

Cris. Don Garcia en fin se llama el padre de la tal dama. Ques. Y es Ponce, Silva y Solís. Dieg. Quedaré yo si os partis como el fuego sin la llama.

Luc. Abrasareisos á escuras, que es propiedad del infierno; yo estoy de priesa, y vos tierna para andantes aventuras, baste esta. Dieg. Las hermosuras de Toledo, no lo fueran, si el donaire no tuvieran que alaban, y he visto en vos.

Luc. Besoos las manos: y á Dios. Que. A S. Iuste, à Dios, que esperan. Vanse estos.

Cris. Oigan como se ha quedado, qué accion para retratar un Podenco, al señalar la perdíz que ha levantado! Qué tienes? Dieg. Tuviera bienes prodigiosos, á tener esta muger por muger.

Cris. Luego por hombre la tienes. Dieg. Por hombre en la discrecion, por angel en la hermosura.

por muger en mi ventura, pues en fin mudables son. Alentaré mi esperanza, si tan divina belleza no muda naturaleza, y amandome hace mudanza. Esto es Toledo, Cristal? este fruto dan sus cuestas? sus damas célebres estas? Cris. Hante parecido mal? Dieg. Si todas como estas son, celebrar su fama puedo, dí que es el todo Toledo de hermosura y discrecion. Si la Doña Catalina, que ya no apetezco ver tuviera... Cris. Qué ha de tener? Dieg. Alguna parte divina del donaire, el agasajo, talle, hermosura, sazon de este angel. Cris. Todas son gusarapitas del Tajo. Mas si tanto esta codicias, dame albricias, y tendrás lo que buscas. Dieg. Cómo? Cris. Y mas, echa mano y dame albricias. Dieg. Anda loco. Cris. Ese vestido me viene bien. Dieg. Tuyo es. Cris. Con botas? Dieg. Acaba, pues. Cris. Del escudero he sabido que es hija de Don Garcia de Silva, ya concertada, y en visperas de casada. Dieg. Qué dices? Ay suerte mia! Cris. Y que vive ácia San Iuste. Dieg. Y Catalina se llama. Cris. No pregunté de la dama el nombre, que fuera el fuste del negocio: mas si espera casarse, y el padre tiene - la casa y nombre, que viene con tu informacion, qué espera tu dicha? Dieg. Dices verdad, . no sé yo que tenga hermana, si espera esposo, ya es llana... Cristal, mi felicidad.

No hay que hacer informaciones,

la que en su cara mostró,

su virtud calificó, porque tantas perfeciones culpan mi solicitud, y siempre en naturaleza la discrecion y belleza son madres de la virtud.

Ven, que no hay mas que esperar. Cris. Presto de temple has mudado. Dieg. No vine yo enamorado, por eso daba lugar al recato y la prudencia: mas ya que perdido estoy, no fiscal, amante soy.

Cris. Qué casos para una Audiencia! vanse. Salen Doña Catalina, y Don Fadrique.

Cat. No es queja tan liviana, la que ahora de vos forma mi hermana, por mas que andeis buscando escusas, con que os vais encadenando testigos oculares,

la han dado desengaños por pesares, Fad. Yo á Doña Dorotea de casamiento cédula, y que crea tan graude desatino Doña Lucia! Cat. Apasionada vino á casa ayer, de suerte, que por poco causarades su muerte.

Fad. Yo cédula? Cat. Y engaños que la han entretenido por dos años, y aun no hay quien se adelante á afirmar, (ved si sois perfecto amante) que os eslabona un hijo.

Fad. Será algun maldiciente quien tal dixo,

sino son ocasiones
de vuestra hermana, todas sinrazones,
á mi amante firmeza,
que siempre halla rigor en su belleza;
si hay muger que se alabe,
ó afirme con verdad que de mí sabe
mocedad que desdiga
de la nobleza que mi sangre obliga,
yo perderé, señora,
la vida amante que su luz adora,
decid vos que procura
hacer asi imposible mi ventura,
siempre á mi amor opuesta,
que en lugar de obligarla la molesta,

y no digais que tiene ocasion de culparme. Cat. Aqui conviere si su sospecha es vana, asegurarme á mí mas que á mi hermana, que he tomado á mi cuenta la pretension que vuestro amor aumenta, y ya Doña Lucia voluntad os mostraba á instancia mia, obedeciendo el gusto de mi padre, que en vos mas de lo Justo fia casa y gobierno, amandoos mas por hijo que por yerno, darnos pretende estado á los dos, y de penas jubilado, que á padres dan las hijas, sin cuidado lograr canas prolijas: no sé con quien me casa allá en Madrid, que hasta á los ojos tasa el que primero vean al dueño que les dan, y no desean: mas no tratemos de esto, que el mio en manos de su gusto he puesto, solo os digo que importa mientras mi hermana coleras reporta, que yo manana vea donce vos lo ordeneis la Dorotea, de quien el pleyto nace. Fad. Digo, señora mia, que me place, y que es el mejor medio, que á mis desdichas pueden dar remedio: junto á San Torcáz vive, y en la Reyna su Iglesia os apercibe, sitio solo y decente, donde vereis lo que la envidia miente. Cat. Será por la mañana, idos ahora que vendrá mi hermana, y agravios á los ojos duplican al amor, zelos y enojos: mirad en lo que estimo, Don Fadrique, el favor á que os animo, que me he quedado en casa, por advertiros lo que en esto pasa.

Fad. Ya yo sé lo que os debo,

el cielo os dé un esposo.

y que propicia me obligais de nuevo,

que igualandoos gallardo, y generoso, si ausente os entristece, confeseis en presencia que os merece. Vanse. Cat. Pintanmele de léjos un Adonis galan; pero bosquejos de amantes, y pinceles, borrones son aunque los pinte Apeles. Salen Doña Lucia y Ordoñez. Luc. O qué tarde te has perdido, hermana, tan para ver, hoy no sé que te has tenido, de fiestas, siendo muger, te escusas? milagro ha sido. Cat. Disgustos casamenteros me tienen desazonada. Luc. Vengo con bravos azeros. Cat. Cómo? Luc. He sido celebrada de propios y forasteros. Cat. Nunca fui yo para tanto, eres un sol, no me espanto que penen quantos te ven. Luc, Pues aun no lo sabes bien, Ordonez, dobla ese manto. Quitase el manto. Cortesano dexo yo penitente de una Cruz que al pecho roxa mostró, que fué cofrade de luz todo el tiempo que me vió. Cat. Como Lucia te llamas tu vista le encenderia, y envidiarante las damas al ver que siendo Lucia llamas gente; y ardes llamas. Melancólica saliste, y en lugar de volver triste toda eres risa. Luc. Qué quieres? alabanzas en mugeres, qué tristeza las resiste? Cat. Y los zelos que llevabas de Don Fadrique? Luc. Feriélos, y á las puertas, (qué pensabas) de la Iglesia por ser zelos, los colgué de las aldabas.

9

Cat. Serán niños de la piedra, amibia o que arroja quien los parió. Como de Gentil dicha habrán tenido.

Luc. Si hubiere algun atrevido.

que se anime á prohijarlos, bien sé yo donde ha de hallarlos.

Cat. Dónde? Luc. En el niño perdido.
Prométote que te holgáras,
si un almibarado vieras,
de estos que registran caras,
vendiendo burlas por veras,
y su talle exáminaras.

Cat. Bizarro mozo! Luc. Ojalá que se nos quedara acá. no control

Cat. Luego no... Luc. De Madrid vino, y todo amor de camino como se viene se va.

No sé yo, que haya en Toledo quien le pueda competir.

Cat. Bien le alabas. Luc. Mejor puedo; aunque si se ha de partir, qué importa? Cat. Padre querido.

Sale Garc. Donde se pudo apear, supuesto que hoy ha venido?

Cat. Señor? Garc. Ya tienes marido, albricias me puedes dar: la cara á aliñar comienza; mas no la feries color, que en desposorios, mejor es la que da la vergüenza: entra, y ponte aquel vestido que te compré de tabí. Su padre me escribe aquí, y por la fecha he sabido que está en Toledo. Cat. Qué susto me has dado! Jesus mil veces!

Gar. De contento te entristeces.

Dos dias tienen de gusto
las mugeres, (sino yerran
los que sus acciones tasan)
y son el en que se casan,
y el que á su marido entierran.
El primero ya está acá.

Cat. Y el segundo por qué no? Ojalá le viera yo.

Garc. Ya yo entiendo tu ojalá, será de que llegue presto: tengo un poco que decirte,

Doña Lucia d'a vestirte i te entra tú pero qué es esto?

Salen Don Diego, y Cristal. Dieg. Por la parte de divina á Doña Lucia. que tiene, señora bella, el alma participada de Dios, que le privilegia, asomandose á los ojos es os vió apenas, quando penas olvidando fué adivina, y os llegó a dar la obediencia como á su dueño, y señora; porque como se atrevieran pensamientos medio libres, ó enamorados por nuevas á amaros en un instante, sin ser el alma perfecta, que supo, que erades vos luz donde Fenix se quema. Ocasion os habia dado para fulminar querellas, pues pretendiendoos esposa antes de entrar por las puertas de mi amor y vuestra casa, os rendí á las de la Iglesia la voluntad por presagio del yugo, que aguarda en ellas: olvideos a vos por vos, que en efeto quién pudiera zelos mi señora daros, no siendo vos á vos mesma? Meritoria fué mi culpa, ved, si es razon, que merezca perdon sin arrepentirse quien á vos por vos os dexa: pues no sé yo, que haya dicha mayor, que ganando os pierda, quien por ganaros juzgaba que fuera el perderos fuerza: yo soy, Catalina hermosa, Don Diego Ortiz de Fonseca, que de la Corte llamado á ser escogido llega, dadme ese bello cristal.

Garc. Vos vengais en hora buena á honrar Don Diego, mi casa, que ya desde hoy será vuestra, los brazos de padre os doy.

B

Dieg. Señor, si yo os conociera, en o y el móvil de mis acciones no ocupara mis potencias, y elevara mis sentidos, en vos principio tuvieran crianzas y cortesias, que aunque tarde, humildes llegan à daros satisfacciones:

Para Doña Lucia.
disculpeme esta belleza,
que quien adora los ramos,
tambien el tronco respeta.

Garc. Descuidos de amor, Don Diego, mas se juzgan por finezas, que no por mala crianza, no hubo en vos inadvertencia, mas hayla en vuestra eleccion, porque no es esa la prenda que os ofreci para esposa.

Dieg. Cómo que no? Garc. No os espera sino Doña Catalina, o santa di mara hija mayor, y heredera de mayorazgo de mi amor, y un mayorazgo que he fundado en su cabeza.

Cris. Mamaho, los frenos trocamos.

Dieg. Ay cielos! Luc. Quedaos á ciegas
esperanzas, que en Lucia ap.
si os dió luz, ya sois tinieblas,
zelos me abrasan el alma.

Cat. Ay desdichas! quién creyera, que apenas mi amor nacido, le prohijaran sospechas!

Dieg. Vm. me perdone á D. Catalina.
que en toda accion, si es discreta,
primero se ensayan burlas,
que se califiquen veras,
no oso decir, que mejoro
de dueño, que en fin mintiera;
pero diré, que en las dos
corrió la beldad parejas,
tengame desde hoy. Cris. No caigas.

Dieg. Cristal, hay muger mas fea? Cat. Hay hombre, Ordonez, mas lindo? Luc. Tirano amor, hay mas penas?

y será razon que tenga a manda a en mas desde hoy á mi hermana; porque ha sido eleccion vuestra:

envidiaré su hermostira;
si bien me vengaré della
quando ella mi dicha envidie,
y yo dichosa os posea,
puesto que se estime en ménos
el bien, quando se grangea
por concierto, y no eleccion;
pero de qualquier manera
que vos mi dueño seais,
estaré yo muy contenta,
y supliré con serviros
defectos que en mi os ofendan.

Dieg. Yo no me atrevo, señora, á daros por hoy respuesta, que segura satisfaga tan justificadas quejas, vos mereceis infinito, no es bien que su valor pierdan joyas, que el rústico ignora, y el cuerdo conoce y precia: no os ví á vos, ví á vuestra hermana; pero si tienen enmienda desatinos primerizos, en mi la hallareis tan cierta, como la fueron mis culpas.

Gar. No las hay en vos, ni sea lo que es amor cumplimientos: serviros ambas intentan, Catalina, como esposa, y Lucia, que se apresta á imitarla, como hermana.

Luc. Y muy servidora vuestra.

Garc. Tambien la pongo en estado.

Dieg. Ay cielos con quien? Garc. Nobleza,

juventud y discrecion,

me la piden con hacienda

caudalosa, casaráse

quando vos, porque no tenga

la envidia en ellas lugar,

y duplicarémos fiestas,

sentaos, que vendreis cansado.

Dieg. Antes con vuestra licencia saldré al campo á divertir un gran dolor de cabeza, que me ha causado el camino.

Garc. Hizo esta mañana niebla, and mejor será que en la cama chamas sosegueis un rato: entra, and

y haz, Lucia, aderezar esa camara. Dieg. Se aumenta mi mal, señor, de ese modo.

Cris. Este es ramo de jaqueca,

mal antiguo, el exercicio le alivia, y mas si echa flemas, tomando tabaco en polvo, y estornudando á docenas.

Cat. Esta sortija me dicen, que es para ese achaque buena. dasela.

Luc. Extremada es la virtud,

que me afirman destas cuentas. dasela.

Dieg. Como ellas me dieron otras la vida. Luc. Son contra reumas milagrosas. Dieg. Quién lo duda? Luc. Ataoslas á la muñeca.

Ataselas ella.

Dieg. Ponedme vos la sortija, ponesela.
ruego al cielo que no quepa,
y vos las cuentas me atad, ap.
que me alcanzaste de cuenta. a Lucia.
Crist. Vamos, que no será nada.
Garc. Y ácia dónde? Dieg. Acia la vega.
Cat. Es ya tarde, y hace frio.
Dieg. Tengo á quien hablar en ella.
Garc. Iré con vos? Dieg. Bueno es eso,
presto darémos la vuelta,
á Dios: qué es esto, Cristal?
Crist. Atabales en Quaresma?

Dale la sortija.

Diég. Ajustadas con el alma mejor que con la muñeca. vase.

Garc. Voy á hablar á D. Fadrique. vase.

Cat. Tú eres del dolor que lleva, y de mis penas la causa.

Dieg. Toma allá, que no me viene

bien ese anillo. Cris. Y las cuentas?

Luc. Yo, hermana? Cat. Si él no te viera...
Luc. Puedo yo hacerme invisible?

Cat. Qué alegre diste la vuelta!

por qué en la Iglesia le hablaste? Luc. Es pecado hablar en ella? Cat. Fué desenvoltura tuya.

Luc. Si yo que venía supiera á ser tu esposo, no dudes, que alli los brazos le diera, ome V

Cat. Los brazos tú? Luci De cuñada. Cat. Cómo le diste las cuentas?

Cierta 1
Circe de

Luc. Si the has de dar la mano, qué me rines y te quejas?

Cat. Pues, Lucía, no te canses, que aunque de mi bien te pesa, el darle cuentas fué hacer sin la huespeda la cuenta, hazla con tu Don Fadrique.

Luc. Ay, hermana, que las yerras!

Cat. Qué poco de cuenta sabes!

Luc. Qué mucho tienes de necia!

#### JORNADA SEGUNDA.

Salen Don Diego, y Don Fadrique.

Dieg. Si vos con Doña Lucía,
y yo con su hermana caso,
doblando la suerte mia,
de amigo á pariente paso,
Fadrique, en un mismo-dia,
el parabien que me dais,
ese mismo os apercibo.

Fad. Noble mi amistad pagais, quando Salamandra vivo en la luz que me anunciais; es Doña Lucía hermosa como cuerda rigurosa, y forma zelos de mí.

Dieg. Mas amor os tendrá así, pues Toledana, y zelosa, quién habrá que se compare á su mucha discrecion?

Fad. Como en desprecios no pares si zelos espuelas son de accidente de amor, quando aquilatare con ellos la voluntad deberelos infinito; mas ya su riguridad pasa de amor á delito.

Dieg. Siempre es cruel la beldad; mas de quién los pide? Fad. Puedo aseguraros, que quedo de algun modo disculpado, que no hay ocioso cuidado en bellezas de Toledo.
Cierta Doña Dorotea,
Circe de mis gustos fué, que ya malograr desea, ahora un año juzgué

B 2

por Sol la que ya estan fea para mí, que imaginalla los pensamientos me asombra. Dieg. Si llegastes á alcanzalla, la posesion siempre es sombra de la esperanza. Fad. Obligalla pudo el metal hechicero. Dieg. Milagros son del dinero. Fad. Es muy pobre? Dieg. Y desdichada, que muger pobre y gozada dos veces la considero aborrecida. Fad. En efeto, no sé quien á mi Lucia reveló nuestro secreto, bien primero me queria, mas ya perdido el respeto á obligaciones de amor mi dicha, y bodas dilata, su hermana me hace favor, y reconciliarnos trata. Dieg. Un valiente intercesor qualquiera imposible allana. Fad. He prometido á su hermana (Doña Catalina digo) de mi inocencia testigo I sholl hacerla aquesta mañana porque á Doña Dorotea marol v en una Iglesia ha de hablarla, y de ella, quando la vea, satisfecha ha de quedar, que mi gusto no se emplea, ; mas que en mi hermosa Lucía, hall y ella que en el interés de coloxile mas que en su derecho fia, me ha prometido despues que venció la bateria, de mil escudos de hablarla, y de modo asegurarla, que desmintiendo desvelos, obme allane à pesar de zelos ob et a estorvos para obligarla. En esto habeis de ayudarme. de vos, á nos seroconmigo ansil

Dieg. Yaweis que soy vuestro amigo. Fad. No osara yo confiarme un alma , habeis de apoyarme, diciendola qué con ellam ay sup estuvisteis quando á vella a roda

fuimos los dos, y que siente que de ese modo se afrente. la opinion de tal doncella: que es verdad, que deseara, que amante correspondiera á su amor, como parara en lo que el honor espera, y con ella me casara. Mas pues que no determino. pagar su licito amor, no es razon se abra camino al vulgo murmurador, que apruebe tal desatino. Que su fin ha sido honesto, y que pues Dios lo ha dispuesto, no como ella habia pensado, me haga el cielo bien casado, Av Ty que puso fin con esto al llanto; estará segura le ogsumi dama ansi por los dos, sov ?, . ion y os deberá mi ventura o mie o nueva amistad, si por vos sos soy dueño de su hermosura. Dieg. Yo haré tan bien mi papel, que os asegureis con él. Dona Dorotea se llama? Fad. De Erasony at a mount Sale Cris: Con nuestra dama fuiste este noche cruel, que con la cama y la cena hasta las dos te esperó, tu jaqueca le pegó, no el dolor, ipero la penaniA sul rangede ver tu melancolía: dixe, que mas aliviado por Don Fadrique hospedado, viendo la niebla que hacia ... te fué forzoso el quedarte en sucposada esta noche, obsol and ahora te envia su coche, is and and yseldviejo aguarda entramparte o brevemente, muy contento de que Don Fadrique sea tan tuamigo, y ya desea 12 and embestirte el ganamiento un res à Vamos, allá, yl correspondella sup Cat. Los progre of our long lention. Cat. Consrauditivotestrasumary sup

á unas Monjas, no sé donde. Fad. A lo que os dixe será, que es grande procuradora de su hermana. Dieg. Venid ahora, que todo se dispondrá à vuestra satisfaccion. Cristal. Crist. Ya está negociado los 2 ap. todo quanto me has mandado. Dieg. Y cómo? Cris. Con tal sazon, que has de alabar mi grandeza; nunca pensé contrahacer tan bien letra de muger. Dieg. La mitad hace el que empieza. Cris. Yo daré al viejo papilla. Dieg. Haz pues eso, y vuelve luego. Fad. Donde le enviais D. Diego? Dieg. No viene hoy la estafetilla? Fad. Sí. Dieg. A saber si tengo cartas de mis padres. Fad. Está bien, trae las que hubiere tambien para mí. Cris. Pues no te partas de casa, que ha de volverse luego, y has de responder. Fad. Ya sabeis que habeis de ser mi remedio. Cris. A revolverse empieza ho y el mundo. Dieg. Paso; yo dispondré á vuestra Dama: á él. cómo decis que se llama? Fad. Doña Dorotea de Eraso. Salen Don Garcia, Doña Catalina, y Doña Lucia. Luc. Esto es verdad, entre tanto que satisfecha no quedo, ni me desposo, ni puedo. Cat. Ordonez, prevenme un manto, que si en la Reyna me espera la ocasion de esta maraña, y á los dos nos desengaña, quando sepas que es quimera, de tal mentira inocente, satisfaccion suficiente le escusa, conmigo irá mi padre. Luc. Vaya en buen hora, que de ti sola no sé

si me fie. Garc. Pues por qué?

de mi hermana en mi enemiga,

Luc. Este Don Diego que adora

la vuelve de anoche acá, ya Don Fadrique creerá qualquier enredo que diga, á trueco de que con él me despose y se asegure de mí, porque no procure darla zelos. Cat. Yo estoy de él sospechosa con razon, y mas de tu liviandad, qué quieres? esto es verdad, tú le tienes aficion, y él como te vió primero á quererte bien empieza; luego el dolor de cabeza que fingió (mira si infiero discretamente) no fué porque vió que se trocaba la esposa que imaginaba? mas que sana si te ve? desde que á Toledo vino, con Don Fadrique estás mal. Luc. Vióse desatino igual? Cat. Sí? es muy grande el desatino. Luc. Jesus! Cat. No me le alabaste, quando de hablarle veniste? y despues quando le viste en casa, no le aliviaste con las cuentas el dolor? Garc. Extrañas sois las mugeres: zelos solo de eso infieres? Cat. Pues esto es poco, señor? y el reusar de desposarse ahora con quien queria i en po primero? Garc. Es cuerda Lucia, y hace bien de asegurarse de engaños y travesuras. Luc. Tú ayer no me aconsejabas (puesto que ahora le alabas) que agravios por conjeturas averiguase primero de de la si ha dado palabra 6 no?

Cat. Pues á qué voy allá yo? Garc. Don Fadrique es caballero, y no intentará en Toledo ...... cosa que de esto desdiga, no de cosa puesto que el caso me obliga á averiguar este enredo. Luc. Que si señor, vaya allá

I 4 vuesamerced. Cat. Y si sale disculpado? Luc. Admitirále quien solo: dispues ta está á obedecer el respeto de mi padre. Cat. Y no sería mejor ir tú allá, Lucia? Luc. Ir yo alla? pues a qué efeto? Cat. A asegurarie por tí, pues de mi dudas. Luc. Muger que me ha podido ofender habia yo de ver ansi! Eso ya es tenerme en poco, qué otra afrenta me faltaba? Garc No salgas de casa, acaba, ellas me han de volver loco. Cat. En fin; si la Dorotea dice que jamás la amó Don Fadrique, ni ella dió causa que á su amante sea, re desposarás con éls Luc. Y viviré con sosiego. Cat. Sin pretender à Don Diego? Luc. Dios me libre de tí, y de él. Cat. Pues apercibe esta noche la mano. Luc. Pluguiera á Dios. Sale Ques. Aquí están los novios dos, y desocupado el coche. Salen Don Fadrique, y Don Diego. Fad. El: huesped que os he usurpado por enfermo, y por amigo esta noche, vuelvo ahora, señora, á restituiros, que aunque sué por breve tiempo, largó te habrá parecido, quando mide sus instantes amor, que los juzga siglos, aquí está vuestro Don Diego. Cat. Sea mil veces bien venido, que ya desvelos restaura, sin su presencia martirios: cómo, señor, os sentis? Trobab es Dieg. Como quien ha padecido mala noche, y con el sol, y médico cobra alivio, uno, y otro en vos me ofrece la salud que habia perdido, pues médico, y sol en vos,

mi luz y mi dicha miro,

ya estoy bueno. Luc. Y la cabeza? Dieg. Nieblas que ofuscan sentidos contra amorosos colores la acometieron con frio: mas discursos saludables sirvieron de defensivos, que deshicieron humores, y recibieron avisos. Mucho debo á vuestras cuentas, porque la hubiera perdido mi esperanza, que hace el gasto, á faltarme su recibo: daréselas si gustais á Don Fadrique, en quien libro bienes vuestros como propios, de quien espera el dominio, que yo sé que está inocente de envidias, que han deslucido los quilates de su amor, si es que valgo por testigo, no quiero prendas agenas, las propias de aqueste anillo esfera de mi esperanza serán, en cuyo epiciclo, cárcel de mi amor, espero, que como en el dedo ciño el corazon de quien toma con la sangre su apellido, salga calor suficiente para desatar hechizos, que mi salud alteraron, y ya mejorados miro, 7 22 01 tomad vos lo que os compete. Vaselas á dar á Don Fadrique, y tienele Doña Lucia. Luc. Mucho habeis, señor, desdicho de la opinion de discreto, que os autorizó al principio, yo á Dios gracias, hasta ahora tan dueño de mi alvedrio soy, por no llorarle ageno, que solo le llamo mio,

favores, que como amante de quien os desea marido os dí, por ser yo su hermana, no es justo restituirlos á quien cortés os juzgó, quanto, y mas inadvertido, 1111 355

enagenarlos en quien hará mal en admitirlos, porque podrán causar zelos á dama que en perjuicio de palabras que la debe, su derecho alega antiguo, ó las guardad, ó arrojadlas. Cat. Lucia, Don Diego ha sido contra tus impertinencias, tan cortés como adivino, discreto ha congeturado mi pena y mis desvarios, toma tus cuentas, que cuerdo Tomaselas á D.Diego, y daselas á D. Lucia no quiere cuentas contigo: Don Fadrique es quien te toca, Don Diego me ama, y le elijo, por qué mi amor desbaratas, yo los tuyos no envidio? tu te atreves à injuriarle? Luc. No le injurio; pero estimo en mas la opinion que pierde, que el enojo á que te incito: caballero cortesano graduado de entendido, que vuelve prendas á dama, no habiendo zelos ú olvido, peca en leyes de cortés. Dieg. Si es Don Fadrique mi amigo, y ha de ser esposo vuestro, el guardarlas no es delito? Luc. Mi esposo? pondranos pleyto mi antecesora, en quien quiso asegurar mis temores, por lo ménos con un hijo. Gar. Eso falta por probar, y mientras que lo averiguo, y él sus descargos alega, no es bien condenar indicios. Luc. Sí; pero es justo el temerlos. Garc. Don Fadrique es bien nacido, y en caso que importa tanto no ha de querer persuadirnos á lo que tan facilmente se puede sacar en limpio, pues la mas interesada

en favor suyo ha venido; vamos á hablarla, y no des

á envidiosos desatinos tanto crédito, que salgan con su intento mal nacido: yo me quiero adelantar, y si al aplazado sitio llego, la hablaré primero para prevenir peligros. Fad. Pues no es mejor que en el coche vamos todos? Garc. Necesito hacer para mis achaques, Don Fadrique, á pie exercicio: vase. allá os espero. Fad. Don Diego, habladla, sed mi padrino, que solo de vuestro abono mi buen despacho adivino. Dieg. Escuchad, señora, aparte, que aunque enojada conmigo acerca de mis descargos, tengo mucho que deciros, y dadme los dos licencia para allanar descaminos, que han procurado cegar maliciosos enemigos. Cat. Pues qué podeis vos, Don Diego, si no es en mi perjuicio, hablar con mi hermana á solas, que yo no merezca oirlo? Dieg. Don Fadrique os lo dirá. a ella. Fad. Es Don Diego tan amigo que le he puesto por tercero, y que aplaque solicito apartanse. el desden de vuestra hermana, con la verdad que ha sabido de la misma interesada, que fué anoche à ver conmigo. Cat. Y no puedo yo saberlo? Fad. Entre tanto me ha pedido, que lo que os ama os pondere. Cat. Qué poco será! Fad. Os afirmo que os adora, y que esta noche no habemos los dos dormido, él su dicha exagerando, y yo sintiendo desvios, mucho os quiere. Cat. Pagaráme un amor, anoche niño, y ya gigante, aunque temo engaños que profetizo.

Dieg. En esecto, os enojais?

Luc. Pudiera haberme ofendid. de vos, hoy desazonado, y ayer tan bien entendido, á no echar de ver, Don Diego, que hay discretos de camino, que traen hechos como el gasto las jornadas y los dichos, tan soberbia quedé anoche de haberos hablado y visto, sino amante, poco ménos, puesto que ponderativo, que me juzgué por hermosa, y pensé (que desatino!) desembarazar empleos pasados, por admitirlos: en casa emraste despues, y hablándome inadvertido por mi hermana; confirmaste presunciones que han salido vanas como mi esperanza; pero no me maravillo, que amor que fácil se engendra, fácil le borra el olvido: crei yo que del dolor de cabeza fué motivo aquel trueco no pensado, que á desazonaros vino, y que el amor á quien llaman de los imposibles, hizo con los estorvos presentes os confirmaran por mio, y asi por corresponderos, si aficionada al principio, desde alli ya firme amante, os di del alma el dominio, sonéos ausente esta noche previniendoos á retiros, que en mi hermana desdeñosos, mi amor juzgó agradecidos, por desbaratar conciertos os pintaba de camino, 🌸 os preciaba por constante, y os lloraba por perdido, favores os hice en cuentas que pudieran advertiros quán á mi cuenta quedaba el llamaros y escribiros, ni de esto habeis hecho caso,

ni leisteis en los libros an anten de los ojos, donde el alma sus misterios muestra escritos, lo que os remití por ellos con que quedais comprehendido por idiota del amor, pues que no entendeis su estilo: volveis ahora mudado, y ofendiendoos á vos mismo, si no grosero, cobarde. rendis à vuestro enemigo las armas que os alentaban, (las cuentas, Don Diego, digo) en que os alcanza mi agra vio antes de su finiquito, en leyes de amor cortes, pensé yo que era delito el hacer restitucion de favores sin pedirlos, urbano ayer, hoy grosero? tan presto abrasado y tibio? competidor y sin zelos? y á un tiempo amor con olvido? no, Don Diego, andad con Dios, que á costa de mis suspiros, yo os sabré sacar del alma, donde quise introduciros.

Dieg. Los cargos estan bien puestos, recia. y aunque amenazan castigo, da esperanzas al culpado la cara del juez benigno: baxad, señora, la voz; que sospechosos testigos si escuchan lo que tratamos nuestro efecto han de impedirnos. vuestra hermana tiene zelos, y pasando á los oidos el alma, que toda es ojos, se desveta por oirnos,

yo os daré satisfacciones. Cat. Don Fadrique, os certifico, que me dan notable pena estos secretos prolixos; qué puede decir Don Diego á mi hermana en beneficio de vuestro amor, que os importe no saberlo yo? Fad. Es mi amigo, y sus zelos satisface,

y adorandoos infinito, desacreditais su amor de esa suerte. Cat. No me fio de Lucia. Fad. Fingid, pues, que divertida conmigo hablamos en otra cosa, y apliquemos los sentidos á lo que con ella trata, vereis que del laberinto de sospechas amorosas quedais libre y sin peligro. Lue. Don Diego, yo formo agravios tan justos, que no hay padrinos Recio tod. que puedan satisfacerlos mientras no los exâmino. Fad. Veislo? Cat. No sé lo que veo. Dieg. Si el amante que os he dicho, por vos renuncia palabras, y sepultando en su olvido memorias de otra belleza, á vuestro amor reducido os sirve, perdonareisle? Luc. Eso juzgadlo vos mismo, pues sabeis lo que le quiero. dichoso, que en tal sazon á Toledo haya venido

fad. Estais contenta? yo he sido dichoso, que en tal sazon á Toledo haya venido amigo tan provechoso, que de ello le debo... Luc. Digo, que extrañezas de mi hermana, con quien piensa que compito, ocasionaron mi enojo, y que por lo que os estimo haré quanto me ordeneis.

Fad. Mirad si importante ha sido el no hallaros vos presente.

Cat. Palabras con dos sentidos mas engañan que aseguran.

Fad. Terrible estais. Dieg. Advertiros en nombre de vuestro amante quiero (mirad lo que afirmo) que á pesar de inconvenientes persecuciones, peligros, correspondencias, palabras, pleytos, lágrimas, suspiros, primero el mayor planeta dexará de dorar signos, de haber fino amor sin zelos,

amante sin artificios, ingenio sin envidiosos, sin ingratos beneficios, sin inquietudes privanzas, y virtud sin enemigos, que os dé ocasion vuestro amante á enojos, penas, desvíos, y obligandoos, no atropelle imposibles por serviros.

Luc. Como eso se cumpla asi, lo mismo. Don Diago. afirmo.

lo mismo, Don Diego, asirmo. Dieg. Dadme esa mano a besar. besasela.

Cat. Mano? ay cielos, comedido sois, señor, demasiado, lleganse. dexad esos requisitos á quien por vos interesa favores de amor propicio, que en mí teneis mano, y alma.

Luc. Cierto que tus desatinos, hermana, me han de quitar la paciencia, y el juicio.

Fad. Tan deudor, Don Diego, os quedo, que pienso ser un prodigio de amistad con vos desde hoy, en fin, luz de mis sentidos, á Lucia, quedamos los dos en paz.

Luc. Don Diego me ha convencido, y si él cumple qual promete, y de sospechas me libro, vo cumpliré mi palabra.

yo cumpliré mi palabra.

Fad. Eso es lo que solicito,
bella Doña Catalina,
examinad el testigo
de mi abono, que aunque es parte,

por lo mesmo es fidedigno, (manto qué aguardais? Sale Ord. Aquí está el Cat. Vaya Don Diego conmigo,

que no ha de quedarse en casa.

Luc. Claro está, pues le remito
mi derecho en esta parte,
que ha de ir allá: señor mio,
cumplid como prometeis.

Dieg. Ya yo comienzo á cumplirlo. Luc. Id con mi hermana. Dieg. Ya voy. contento de ver que os sirvo.

Cat. Sin que tú se lo encomiendes irá por mi. Luc. Pues yo digo otra cosa? no quisiera a él reclo.

C

que obligaciones de amigo puedan mas con vos. Cat. Acaba. Sale Ques. El coche. Dieg. Lo dicho dicho. Vanse, y queda Doña Lucia, y Ordoñez. Luc. Dame una basquiña, y manto. Ord. Adonde vas? Luc. Desvarios de amor suelen muchas veces lograr efetos benignos, no digas que he estado fuera. Ord. Yo siempre tu gusto sigo; pero has de ir sola? Luc. Y tapada; traeme aquel contadorcillo, mas dexale, que no sabes donde está lo que te pido, yo daré mejor con ello, ven, y ponte aquel vestido, que aver saqué. Ord. Pues por qué? Luc. Porque calles. Ord. Qué me has dicho? Luc. Nada, mas ven, y sabrás los secretos que te ho Ord. Bien puedes, pues unos pechos de mamar nos dieron, sigo tu gusto y pasos. Lue. Amor, á imposibles os animo, Dios en señal de esto os llaman, cumplid con vuestro apellido, que o no sereis vos quien sois, ó será Don Diego mio. Sale Don Luis, viejo, y Don Garcia. Garc. La información mas clara de su inocencia, es ver su honesta cara, que el rostro es sobrescrito, tal vez de la virtud, tal del delito, con solo haberla hablado pierdo sospechas: compasion me han las lágrimas que llora; ay testimonio igual? Pobre señora! Luis. Si yo quien sué supiera el aleve inventor de esta quimera, mi vejez jubilada el báculo trocara por la espada, y dexara escarmiento al mundo de tan vil atrevimiento: no es rica mi sobrina, pero noble, y honrada. Garc. Desatina la ociosidad viciosa de juventud baldia, y maliciosa,

que ya gradúa el vicio por discrecion el barbaro exercicio de fiscales mirones, ya no se estiman las conversaciones que no desautorizan las honras, que sin causa satirizan, y en Doña Dorotea quien no puede viciarla, y la desea, cobrará ansi venganza, que suele tirar piedras quien no alcanza, con que llegando arriba, ya que el fruto no goza, le derriba: ella es tal os prometo, que obligó su presencia mi respeto; y si como dos hijas, consuelo de mis canas son prolixas, algun varon tubiera, no dudeis que al momento se le diera, mal haya la pobreza, que ofende la virtud en tal belleza! Garc. Don Luis, esto es hecho; yo quedo asegurado y satisfecho, no hay para que se vea con Catalina Doña Dorotea, que cuerda mi Lucia de mi su honor como de padre fia, darále á Don Fadrique esta noche la mano, aunque publique alguno mal nacido infames testimonios, y corrido de que de él no haga cuenta, podrá juntar su envidia con su afrenta. Luis. Guardeos, señor, el cielo, que mi sobrina escusará el rezelo de engaño semejante, mas advertida desde aqui adelante con escarmiento doble, colegios hay aquí de gente noble, á donde la pobreza conserva sin registros su entereza, mientras Dios determina darle otro estado, viva mi sobrina libre de lenguas vanas, honra desta ciudad son las Gaytanas; con ellas esta tarde se entrará Dorotea, Dios os guarde. Garc. Que así desacredite el honor una lengua? O qué combite

hiciera yo á la fama, si pudiera comprar de quien la infama las lenguas maldicientes destos cobardes, en quitar valientes la opinion! O qué plato, por mucho que costára, tan bárato! mas no sé si tubiera baxillas para tantas Talavera.

Sale con manto cubierta Doña Lucia. Luc. Guardaos, señor Don Garcia, de admitir falsas escusas, de quien con damas intrusas engaña Doña Lucia. No es la Doña Dorotea que ahora acabais de hablar. la que os puede descuidar de quien deshonrar desea vuestra casa, que esa dama nunca ha cometido error, que disminuya su honor ni desopine su fama. La equivocacion del nombre es ocasion de este enredo, otra Dorotea en Toledo (porque la industria os asombre de Don Fadrique) se quexa de palabras mal cumplidas, y prendas aborrecidas, que villanamente dexa. Quien ser vuestro yerno intenta, un hijo será testigo de lo que en su ofensa digo, á quien cauteloso atrenta á la dama que os habló, Don Fadrique hizo creer, que por ser sola, y muger, su honestidad desdoró. Un maldiciente envidioso, que amando á Doña Lucia de este modo pretendia, que no le llamase esposo, y que en fé de esto importaba satisfaceros á vos, desmintiendo de los dos la infamia que publicaba, y ella que se vió otendida, y sin culpa murmurada, de su injuria provocada,

y de engaños persuadida, vino hoy á desengañaros, y á daros satisfacion de șu manchada opinion; mas dexad de aseguraros de quien ama fementido, y deshonraros desea; porque de otra Dorotea es Don Fadrique marido: con un hijo de por medio no os quiero afirmar, que yo soy esta á quien engaño; mas no habiendo otro remedio, presentaré ante el Vicario una cédula, que suya sus embelecos destruya, y si fuere necesario, ademas destos papeles, que despacio ver podeis, si su letra conoceis, testigos habrá, que fieles volverán por mi justicia, sus firmas os dén consejo, sed prudente, pues sois viejo, y guardaos de la malicia de quien con trazas tan feas vuestra honor ofende asi, como sino hubiera aquí otras muchas Doroteas.

Garc. Ay semejante embeleco? Qué las Doroteas trocó Fadrique? medrara yo á no haber sabido el trueco. Jesus! no hay de quien fiarse: que un hombre tan bien nacido, tal cosa haya\pretendido! miren á no declararse este nunca visto enredo, que bien medraba Lucia, no sin causa lo temia, mocedades de Toledo. Ociosas, pocas son fieles, que las damas substituya! Jesus! si la letra es suya, su proceso estos papeles, que le afrenten han de ser: este dice. Lee. Quien aguarda, mi bien, el plazo que tarda,

daselos.

vase.

si no es morir, qué ha de hacer? Deseo, como el vivir, trocar el nombre de amante en esposo. Garc. Hay semejante

Sale Cristal con muchas cartas.
traicion! Crist. La estafetilla
me ha dado aquí una esportilla
de cartas, pienso, y no mal,
que esta viene para tí,
del viejo debe de ser,
mi amo ha de responder
á las que le llevo aquí.
Nuevas vendrán de la Corte,
de Cadiz, y del Inglés,
lee, y responde despues,
que allá me darás el porte.

vase.

Garc, A Don Diego de Acevedo dice, los pliegos trocó, ola, las cartas erró, letra es de muger; qué puedo perder en ver qué le escribe? Pliego á parte, y de muger, porte un real, debe ser de importancia; mas quien vive en Madrid con las frequencias de ocasiones y beldades, qué mucho, que mocedades obligue á correspondencias? mas si sestubiese casado tan bien como estotro allá? la carta nos lo dirá: Jesus lo que hoy ha pasado.

Lee. Esposo mio, ocho dias me pedistes de licencia, ya van tres, y en vuestra ausencia crecen mis/melancolias. Las noches largas y frias, vos, mi bien, sin conversarlas, quien ha de poder pasarlas? Quitad á los ocho dos, ó si no me iré tras vos, que es martirio el prolongarlas. Juanico, para que os quadre la pena que nos desvela, quando vuelve de la escuela pregunta por señor padre, juzgad lo que hará su madre, si como al alma os desea,

viuda estoy mientras no os vea, ó me matad, ó venid, á Dios, Noviembre, y Madrid vuestra Doña Dorotea.

Garc. No os deshagais de los yernos, Garcia, que habeis hallado el uno, y otro casado, y con mis dos hijas tiernos. Qué mas gentil prevencion pudieramos escoger, para dar en que entender en casa à la inquisicion! Si es la amistad semejanza de costumbres, bien lo prueban los dos, que bodas renuevan á costa de su mudanza. Mucho á los cielos los debo; si las cartas no trocara el mozo, bueno quedara; ay caso mas raro y nuevo!

Lee. Buen principio. Esposo mio le llama, y que por su padre llora Juanico, la madre le escribe: ay tal desvario?

Vuelve á mirar la carta. Dudando estoy si lo crea, ó si duermo, y lo he soñado, oigan, no habia reparado en la Doña Dorotea con que se firma la dama. Doña Dorotea por Dios dice, las de acá son dos, y la de Madrid se llama del mismo modo? Hasta en esto se han querido parecer, nuevo uso debe de ser el nombre que las han puesto. Que como mugeres, y hombres han dado en aqueste abuso, por andar todos al uso, mudarán hasta los nombres: ni el Fadrique, ni el Don Diego entrarán mas en mi casa, Jesus, Jesus, lo que pasa

Salen Don Fadrique, Don Diego, Doñs

Catalina, y Quesada.

en el mundo! Fad. Fuese luego,
que con vuestro padre habló.

Cat. No nos pudiera esperar? Garc. Hija, no hay que averiguar, ya estoy satistecho yo. Reparte tres Doroteas en Don Diego, y Don Fadrique, que porque se multiplique Castilla, si lo deseas les han dado pareceres, no muy á la ley de Dios, que tengan de dos en dos los hijos, y las mugeres. Fad. Qué decis? Garc. A vuestro exemplo los curas que hacer tendrán, á los dos no os echarán por estériles del Templo. Dieg. No os entiendo. Gar. Ese es el daño, acá esposo, allá marido, notable cosecha ha habido de Doroteas ogaño. Ya no estimarán los que aman Lucias, ni Catalinas, si hasta el nombre peregrinas Doroteas no se llaman. Alentados sois por Dios, pues quando el de mas fortuna no se atreve á sufrir una, las buscais de dos en dos. Cat. Señor, has perdido el seso? Garc. No, hija; pero he perdido dos yernos yo, tú un marido, agradece este suceso al cielo, y no te desveles en quien tu infamia desea, Don Diego esta carta lea, daselos. y todos estos papeles Don Fadrique, que por ellos de su insulto convencidos, sabrán, aunque bien nacidos, en qué estima he de tenellos. Fad. Qué es esto, cielos? Garc. Fingid asombros de lo que os pasa, mientras vos dexais mi casa, y os volveis vos á Madrid. Daca el coche, ia á la madre de Juanico, ó á su abuela, que en viniendo de la escuela preguntan por señor padre. Vamos: Cat. Qué es esto, cuidados?

Gar. Jesus mil veces, Jesul como cartas del Perú matrimonios duplicados. Quedan Don Fadrique, y Don Diego mirandose. Fad. Don Diego, que decís desto? Dieg. Yo no sé, qué carta sea. esta, ni qué Dorotea la que del lodo me ha puesto. Fad. Dorotea, a vos? Dieg. Asi lo certifica esta firma; pero por mas que lo afirma, no es la carta para mi. Fad. De adonde viene la fecha? Dieg. De Madrid. Fad. Luego tambien hay Dorotea, á quien bien quereis? Dieg. En esa sospecha me ponen con Don Garcia, ved vuestros papeles vos. Fad. Don Diego, estos vive Dios, que son de Doña Lucia. Que la escribi quando amante la empezaba á pretender. Dieg. A qué os los puede volver? Fad. Yo sélo? Dieg. Haceos ignorante. Fad. Burlaos vos de mi, que estoy sin juicio, á averiguallo los sigo. Dieg. Yo admito y callo; vase. pero andad, que luego voy. Sale Crist. Qué te parece? Dieg. Que sué como mi amor lo desea; mas qué Doña Dorotea es esta? Crist. La que topé primero en el pensamiento. Dieg. Principio has dado á mil cosas, si extrañas, dificultosas. Crist. Tengo bravo entendimiento. Dieg. Veamos qué determina el viejo. Crist. Con lo inventado qué ha de hacer? Ya te he librado de la Doña Catalina. Dieg. Ahora te he de reñir, porque las cartas trocaste. Crist. No haya moxicon. Dieg. Mostraste tu ingenio. Cris. No sé escribir discretamente á lo damo? Dieg. Eres sutil, y leal. Eris. Soy claro como el cristal,

y en trampas imito á mi amo.

Dieg. A quén habrá, que no asombre
elle enredo? Cris. Por bien sea.

Dieg. Que firmases Dorotea:

Cris No hallé á la mano otro nombre. vanse.

Salen Don Garcia, y Doña Catalina, y

Doña Lucia sin manteos.

Garc. No hay que acordarnos mas dellos, que si estubieran en Indias;
vuestra hermosura y hacienda os darán maridos, hijas.

Démosle gracias á Dios, que con tiempo nos avisa para remediar engaños, de embelecos, y mentiras, haced cuenta que fué sueño.

Luc. Yo, señor, muy bien sabia que no era bueno del todo el Don Fadrique. Garc. Lucia, quanto te he dicho es verdad:

Llora Doña Catalina.
yo ví ternezas escritas
á la Doña Dorotea,
de quien esotra es enigma:
la primera te prometo
que honesta como sentida
pudiera mover los bronces
con las perlas que vertia:
qué hermosa, y qué bien hablada!
la segunda, aunque á la vista
negó registros el manto,
no era ménos entendida,
pero mas determinada,
porque en fe de su justicia
dixo, que se iba al Vicario.

Luc. No la tengo mucha envidia; pero que tambien Don Diego casado en Madrid desdiga de quien es, y de ese modo ofenda su sangre limpia, esto es lo que mas me espanta, que en fin Fadrique podia enamorado intentar cosas de su fama indignas, que en efecto amor es ciego; pero esotro que camina sin haber visto á mi hermana, no mas que por la codicia

del mayorazgo que ofreces, no sé, señor, que me diga.

Garc. Ya la hacienda puede mas que el amor, no es maravilla, que estando el mundo tan viejo sea su Dios la avaricia; lloras, Catalina? Cat. Lloro mis agravios y desdichas, porque amor que entró por fuego mi pena en agua despida, qué he de hacer si le adoraba?

Garc. Haz cuenta que de la vida el dia del desposorio en tu presencia le privan, y consuelate como otras, que con bodas succesivas en lo exterior lastimadas de dentro se regocijan, aun no le diste la mano, vaya con Dios, qué nos quita?

Cat. La libertad que me lleva. Garc. No hayas miedo que le siga, ella se volverá á casa.

Luc. Y qué la carta decia que era Don Diego su esposo? Garc. Con un Juanico que anima su vuelta, y por señor padre á la cena, y la comida pregunta, y llora. Luc. Y la letra de muger? Garc. Lo parecia, aunque ya los caballeros la hacen tan mala en Castilla, que en esto como en los trages parece que se afeminan.

Lub. Y se firmó Dorotea?

Garc. Lo que mas me desatina
es eso, y que un mismo nombre
en ves damas nos persiga.

Luc. Debe estar el mundo lleno de Doroteas. Gar. La firma repasé dos, ó tres veces, y siempre la hallé la misma.

Luc. Y no se turbó Don Diego quando la leyó? Cat. Lucia, si no eres la perdidosa, para qué tanto exâminas lo que no te importa nada? dexalo ya. Luc. Catalina,

ya en esto á tí que te va, si de su engaño te libras, y con él no has de casarte?

Cat. Quien te mete en cosas mias?

Luc. Tú que en las mias te metes; informarte no querias, (yendo á hablar con Dorotea á la Reyna) de mis dichas, ó mis agravios? soy ménos yo que tú? pues solicitas por mi, dexame tambien que por ti me informe. Cat. Mira que tienes de ocasionarme...

las dos ahora por cosas que la suerte descamina; vive Dios que sois extrañas.

Cat. Prendas, puesto que perdidas de quien yo he querido bien, no he de sufrir yo que asistan en tu memoria, esto es cierto, vayase con Dios, y olvida lo que tampoco te importa.

Luc. Yo? mas que en toda la vida le nombres, ni yo me acuerde de él, si aquesto te apacigua; ay cielos! que estoy sin seso, tormentos me martirizan.

Sale Fad. Puesto que zelos, y engaños de esta casa me despidan, y haya jueces que prudentes sentencian, y no averiguan: sepa yo con claridad mi culpa, y no por enigmas, que no es justo pierda el seso con la esposa que me quitan, yo sé que satisfacciones pudieran vengar malicias, de quien ha poco que os dió de mi inocencia noticia, qué papeles son aquestos que en mi favor atestiguan, y vos alegais en ellos los argos que os obligan? quando empecé à pretender amante à Doña Lucia, se los escribí, alentando esperanzas ya marchitas,

de su mano, y de su letra tengo respuestas benignas, que os pueden desengañar de enredos que me persigan, tomad, leedlos, miradlos, si no es que se nieguen firmas, y se desconozcan letras, diciendo que son hechizas; qué Doroteas son estas, decid, señor Don Garcia, qué palabras he yo dado que asi me desautorizan? sacadme de confusiones.

Garc. Don Fadrique, ya mis hijas han hecho eleccion discreta de quien noble las estima, perdonad, y andad con Dios.

A Doña Lucia los papeles.

Fad. Desdeñosa, ingrata mia, estos todos no son vuestros?

Luc. Sabrá contrahacer mi cifra la segunda Dorotea, que con cédulas os cita á Vicarios, Tribunales, dexadnos por vuestra vida.

Fad. Yo cédulas? yo palabras? pero quien niega atrevida sus papeles, qué me espanto, que damas supuestas finja? mas que es esto traza vuestra?

Luc. Ay qué bueno! traza mia? Ordonez, sal acá fuera, quien nos hizo una visita esta mañana? Sale Ord. Una dama entre razonable y linda, en el nombre Dorotea, y en los años treinta y cinca, que en busca de mi señor dixo que sostituia otra en la Reyna por ella, para no sé que enganifas traxo un niño de la mano, la cosa mas parecida à Don Fadrique, que vieron las gentes, en cara y risa; pregunto por mi señor, y diximosle que iba á averiguar cierta trampa,

y respondió, ay honra mia, yo apostaré que el mudable tiene la maraña urdida de la Doña Dorotea, que en mi nombre desatina: luego empezó un agua va cada ojo con tanta grita, que borrasca veraniega tronaba á un tiempo, y llovia: fuese en fin como una jara, y mi señora Lucia quedó, (contemple el piadoso qué tal!) me espanto que viva. Garc. Estais contento con esto? Fad. Señores, si determinan verme loco, yalo estoy, ya mis zelos adivinan, que por no ser vos mi esposa á mi fé desconocida, se combocan contra mí. Luc. Sí, bellacos en gavilla. Sale huyendo Cristal, y tras él D. Diego. Crist. Pues por un trueco no mas? ay cosa ahora en Castilla, que se ure mas que los truecos? diganlo los bellonistas. Dieg. Viven los cielos, infame... Crist. Digote yo, que no vivan? Dieg. Que te he cortar las piernas. Crist. Andaremos en cuclillas. Dieg. Carta de tanta importancia, y en ocasion tan precisa, traidor. Crist. Tenganle, señores. Dieg. Tú lo hiciste de malicia. Crist. Yo? plega á Dios, que de pliegues el hambre hilvane mis tripas. Garc. Teneos, Don Diego, qué es esto? Dieg. Pago de quien hombres cria en su casa tan infames. Crist. Si me dió la estafetilla media maleta de cartas, y me turbé, qué querias? Luc. Ya qué mayor certidumbre espero, si él lo confirma? Castigad á quien nos mata, esperanzas despedidas, señores, cesen engaños, porque sin causa no impidan meritos justos de amor,

que en Fadrique resucitan; la segunda Dorotea, que tanto á todos admira, fuí yo, que amando á Don Diego pudieron zelos, y envidias de mi hermana transformarme, haciendo contra mi misma ofensa á quien debo tanto, soy muger, qué maravilla? Contra las leyes Don Diego de la amistad que debia guardar á quien le fió prendas, que siempre peligran, en vez de lograr por él, de tal manera me hechiza con engaños y palabras, deslumbré á mi propio padre, mas pues se imposibilitan esperanzas mai logradas, y está Doña Catalina sin armas que me den zelos, correspondencias antiguas vuelvan á su posesion, porque á Don Fadrique admitan. Garc. Ay enredo semejante? Fad. De cortesanas malicias donde al uso la amistad caras, y engaños duplica, no esperaba yo otro pago, mi venganza os aperciba la confusion, no la espada cortés, puesto que ofendidas; que para satisfacerme basta que Doña Lucia mañana premie mi amor, y por su esposo me elija. Garc. Volveos, Don Diego, á la Corte, donde engaños se avecinan, que no corre por acá moneda con tanta liga, y no engañeis mas mugeres, que hay Tribunal en Castilla, que á los maridos de á dos en tablados saca á vistas. Cat. Ya sabe enjugar los ojos la venganza, que ofendida, lo que en lágrimas primero

convierte tal vez en risa,

mucho la Corte le debe
á quien tambien la acredita,
id con Dios, que acá dexais
hazañas que el vulgo escriba:
Ord. Quanto pude hice por él
señor Don Diego, no diga,
que por mi culpa perdió
el bien que se le desliza,
mas esto de dos mugeres,
ya ve lo que pronostica,
si hay Obispos matrimonios,
librele Dios de una mitra.
Luc. Perdone vuesamerced,

vase.

Luc. Perdone vuesamerced,
si me opuse presumida
á la cátedra de esposa,
creyendo que era de prima,
que yo, habiendo otra primero
no pretendo la de vísperas,
vuelvase presto, no pasen
del plazo los ocho dias.

Crist. Qué habemos de hacer ahora?

Crist. Qué habemos de hacer ahora?

Dieg. Pedir á mi suerte albricias,
pues el Cielo me ha librado
hoy de Doña Catalina,
yo satisfaré á su hermana,
que zelosa y ofendida
dá crédito á estos engaños.

Crist. Mucho harás si la apaciguas.

Dieg. Todo lo alcanza el ingenio.

Crist. Si como dicen Obispas
duplicando matrimonios,
dame una capellanía.

### JORNADA TERCERA.

Salen Don Garcia, Doña Catalina, y Doña Lucía.

Garc. Ahora sales con eso?
qué es es esto, Doña Lucía?

Luc. Pues por dilatarse un dia?

Garc. Tu acabarás con mi seso.

Cat. Desde anoche no quedamos que hoy habiades de hacer las escrituras? Luc. Querer, señores, si no miramos este negocio con tiento, atropellar con mi gusto, es caso recio. Garc. Y es justo,

que como veleta al viento nos traigas de dia en dia, con ya quiero, ya no quiero? Cat. Es Fadrique caballero, digno que use Lucia ese término con él? Luc. Pues á ti te da eso pena? qué quieres? yo no estoy buena. Garc. Qué tienes? Luc. Tengo un cruel dolor de cabeza, ay Dios! parece que entrambas sienes se me parten. Garc. Di que tienes gusto que andemos los dos sin sosiego, ni sentido, sufriendo tus dilaciones. Luc. Cierranse hoy las velaciones? Jesus, Jesus, qué ruido tan grande! matome anoche el sereno. Cat. Fingimiento donoso. Luc. Aqui dentro siento las ruedas todas de un coche. Ya parece que se alivia;

madre de Dios del Sagrario, esto ha de ser voluntario: si ya tu pretension tibia ni te dázelos ni pena si quise á Don Diego ó no, no se fué? no se ausentó? casaréme si estoy buena, quando Dios fuere servido, porque esto del desposorio no es término peremptorio; valgame Dios, qué zumbido la izquierda me ha dado en aquesta oreja! alguien dice mal de mi.

Garc. Hija, no es bien que por tí forme Don Fadrique queja.

A buscar fué el escribano, aunque escusarlo procuras, se han de hacer las escrituras hoy, y aun le has de dar la mano. Sus deudos ha combidado, á buscar tú esposo voy, apercibete que hoy tienes de tomar estado.

Luc. Como esto no se ha dehacer sin mí, qué importan combites ni que tu los solicites?

D

hermana, yo no he de ser novia mientras no tuviere salud, ni gusto. Cat. El Don Diego martiriza su sosiego.

Luc. Sease lo que se fuere,
el camina á Madrid ya,
si no ha de casar contigo,
qué me quieres? Cat. Yo te digo,
que se lleva, aunque se va,
lo mejor de tus deseos.

Luc. Es verdad, piensa el ladron que como él los demas son.
Cat. Qué sirve andar por rodeos?

dieras tú por transformarte

en la ausente Dorotea.

ni enojo, por solo darte un rato de pesadumbre, que gusto hacerte rabiar, que en lo demas no hay que hablar

mas si libre de él estás, por qué à Fadrique maltratas, y su esperanza dilatas?

Luc. Por treinta cosas, y mas;
porque primero ha de entrarse
Monja, como ha prometido
la Dorotea, que ha sido
o casion de resfriarse
mi amor, ya sin conjetura.

Cat. Las Gaytanas no reciben seglares, que inquietas viven con ellas. Luc. Pues por ventura faltan Colegios aquí, dónde viva con decencia? San Juan de la Penitencia, San Torcáz, no están ahí? La Reyna, la vida pobre, sin otros que no me acuerdo.

Cat. Y si ha mudado de acuerdo, y quiere pasarla pobre, libre, ya que desdeñada, hasla tú de cautivar por fuerza? Luc. O no me casar, esto es cosa averiguada.

Cat. Bueno es eso. Luc. Qué quisiera el Don Fadrique tener dama allá, y acá muger,

una en casa, y otra fuera? malos años? Cat. Dexará, si se aman, por encerrarla de servirla, y visitarla?

Luc. Por lo inénos estará donde yo sepa si á verla acude, y pueda impedir sospechas, yo he de salir con esto, no ha de esconderla donde me ocasione zelos, encierrese ó tome estado, habráste ya tu casado, y tendrán fin tus désvelos.

Cat. Pues dependen de mis bodas las tuyas? Luc. Eres mayor, y el vulgo murmurador dirá, si no te acomodas primero, cosas de mí indecentes, no me arguya la gente; por vida tuya que me dexes, no te di comision para casarme, padre tengo, libre soy; ay Jesus! perdida estoy; el dolor ha vuelto á darme, si gustas que se me aumente, persigueme, dame enojos: Jesus. Cat. Qué sientes? Luc. Los ojos se me saltan de la frente.

se me saltan de la frente.

Cat. Oxalá lo hubieran hecho
antes que á Don Diego vieran,
que asi, ni agravios me hicieran,

ni alborotáran mi pecho.

Luc. Dios te lo pague. Cat. Le adoras?

Luc. Bueno es que en tales desvelos,

sin amantes tenga zelos.

Cat. Sin él, ó no, en breves horas será Fadrique tu esposo, ó se casará conmigo.

Luc. Con quien? Cat. La verdad te digo. Luc. Medrado saldrá. Cat. Y dichoso. Luc. Hombre que me quiso a mí habia de dar tal baxa?

Cat. Hacesme mucha ventaja? Luc. Ya lo ves. Cat. Qué frenesí.

que al momento que te vió, llegores mal de corazon le dió, los pesos es

y nunca volviera acá, si á pretenderme no fuera. Cat. Saliera la pretension muy digna de su eleccion. Luc. Tratale mal. Cat. Bien pudiera, pues que casado procura en Toledo otra muger. Luc. En eso echarás de ver la fuerza de mi hermosura. Cat. Hechizas de puro bella, ya de que te duela tanto la cabeza, no me espanto, que tu mal todo está en ella. Yo procuraré sanarte con desprecios vengativos, zelos serán defensivos, que presto pienso aplicarte. Don Fadrique me ofreció ayer mejorar empleos en mi, mudando deseos, no quise admitirlos yo; porque mas considerada que tú te guardé respeto. Luc. Todo lo feo es discreto, siempre pecaste de honrada, Cat. Mi mayorazgo ha de ser el que me ha de hacer su esposa. Luc. Segun eres poco hermosa todo lo habrás menester. La cabeza se me parte, vete con Dios; dexame. Cat. Presumida, yo te haré que vengas presto á humillarte. vase. Luc. Dió el alma á Don Diego entrada, donde ciega le admití, fuese, y cerrando tras sí, quedoseme en la posada, él ausente, y yo burlada, cómo podrá despedirse el que para introducirse por dueño, supo encerrarse, en cerrando irse, y quedarse, y con quedarse partirse, en si en la Corte está casado, y ya para mi murió and a qué pretende triste your me mi ya imposible guidado?

si muerto se me ha quedado

en el alma, qué he de hacer? quatro hombres ha menester un muerto para sacalle de casa, podré yo echalle sin fuerzas, sola, y muger? no amor, Fadrique esté cierto que á su desden me apercibo, y que le aborrezco á él vivo por Don Diego que amo muerto; tengale el alma encubierto, y resucite en su centro su memoria, en cuyo centro la voluntad salga á verle, que no temeré el perderle si le amo puertas adentro. Sale Crist. Ce, celebrada zelosa. Luc. Cristal, tú aquí? Crist. Por la gracia de Dios. Luc, No se fué Don Diego? Crist. Donde quieres que se vaya, si eres corma de su amor, de sus pensamientos maza, de sus gustos guindaleta, de sus libertades trampa, de su voluntad maneotas, de sus pretensiones travas, garabato de su vida, y agarracion de su alma? Luc. Yo, Cristal? Crist. No sino el Cura. Luc. Linda cosa. Crist. Delicada. Luc. Y la Dona Dorotea? Crist. Dióte linda Dorotada, todo ha sido chilindrina; está la vejéz en casa? hay fadricacion que escuche? puede atisvarnos tu hermana? Luc. Ausentes están los dos, y esotra en aquella quadra: para introducir olvidos desposarme ahora traza. Crist. Con mi señor, norabuena. Luc. Si los de Madrid se casan, á fuer de Constantinopla, con dos, bien puede. Crist. Que es chanza. Luc. La que ahora traes de nuevo, no saliera, Cristal, mala á ser boba quien la escucha; pero Don Diego se parta á enjugar de su Juanico

lagrimitas, que le llama quando viene de la escuela, y si el término se pasa de los tales ocho dias habrá quejas desmayadas, con lágiimas Doroteas que la rasguen las entrañas. Crist. Qué Doroteas, ni Elviras? Luc. Eso niegas? Crist. Toledana, y tan crédula? Jesus. Luc. Desmentirás tu una carta con mil ternezas de porte, mil regalos de palabras, mil conjuros de deseos, y mil hypérboles de ansias? Crist. Leyóla vuesamerced? Luc. No, mas mi padre, no basta? Crist. Pues tome, pase los ojos por ella mientras se pasa ont dasela. esa avenida de zelos. o nacios dos a Luc. Yo, para qué? Crist. Para darla dos docenas de picones, y despues de ellos la vaya. Luc. Mala letra. Crist. Pestilente: mas por Dios que es la escribana un cristal. Luc, Niegolo yo? 100 3183 Crist. Y aun reniega, no está brava? Luc. Es el primer epiteto esposo mio, y no gasta mucha crítica agudeza. Crist. Requebracion fué lacaya: mas venga acá, qué diria si calzase la tal dama los doce puntos presentes, muestra el pie. y se afeitase estas barbas? Luc. Cristal, no estoy para burlas. Crist. Ni yo vengo para gracias; pero demelas ahora, porque llené aquesa plana por orden de su Don Diego, que inventando garambaynas, de la Doña Catalina con esta burla se escapa. Luc. Luego allá no tiene esposa. Cris. Una dexa concertada para quando de tí enviude; con condicion que la para

una Condesa este mes,

que habrá Condesas preñadas, segun dice el reportorio. Luc. Para disparates bastan, Cristal, hablemos de veras; Dorotea no es la dama que le escribe, y es su esposa? Crist. Una, y esa Toledana sé que aqui se Dorotee, que en Madrid, ni en su comarca dudo yo que haya otra alguna, juzgué, por extraordinaria, la aplicacion de ese nombre digna, que desbaratára con ciertos casamenteros, y encajesele à la carta, que fué acertar sin querer. Luc. Y el Juanico? Crist. Si te casas con mi dueño, y le parieres, al medio año dirá tayta. Mato con Luc. En fin, qué tú la escribiste? Crist. A las puerras del Alcazar, 119 v de la Iglesia en Sevilla, andaluzas cortesanas me enseñaron esa nota, y á tres quartos me pagaban o quanto alcahuete por escrito necedades ponderadas. In the sure Luc. Y si eso fuese mentira? Crist. Vive Dios que eres estraña! hay mas que aquí en tu presencia escriba otra? Luc. Buena traza. Crist. Pues espera, que aqui viene municion atramentaria, "I daglione e sacaráte de esas dudas su ingeniosa semejanza. escribe. Luc. Amor, sed vos el santelmo, que à aclarar nublados salga de mis zelosas sospechas, que si las desenmaraña, y es Don Diego esposo mio, contra quien tramposo os llama seré enemiga perpetua, erigiendoos mi fé estatuas. Crist. Es esta una letra misma? miralas. Luc. No sé yo diferenciallas, if ay mas quien me asegurará Cristal, que esa sea la cartal Esquisa que traxeron de Madrid, of

ó otra con que me engañas? Crist. Enseñasela á tu padre. Luc. No dices mal, muestra. Crist. Aguarda, que ha de sernos de provecho. Luc. Qué quieres hacer? Crist. Cerrarla. Lnc. A qué efecto? Crist. Elso dirá. Lue. Mi padre, y con él mi hermana, son estos. Crist. No te alborotes. Luc. Qué dirán si aquí te hallan? Crist. Digan lo que Dios quisiere, que si tu á Don Diego amas, ingenio tengo. Luc. Le adoro. Crist. Pues con eso, escucha, y calla. Salen Don Garcia, y Doña Catalina. Garc. Que esté mala, ó esté buena, hoy tiene de desposarse. Cat. No hay quien pueda averiguarse con ella. Garc. No te de pena; que yo sé lo que apetece, como todas las demas. Hist show sig Cat. No hayas miedo. Garco Tú verás quán aprisa convalece del dolor, si llega á ver Má su esposo, Catalina, que una boda es medicina que sana astoda muger, 🧀 🌼 qué haceis vos aquí? Crist Señor, qué ha de hacer un despedido? hase á la Corte partido Don Diego, y pagó el amor con que siempre le serví, en coces, que de contado me dió á trece por ducado, por la carta que te di, hinchendome de ladron, y undiendo la casa á voces, que hay ya moneda de coces, peor que la de vellon; si tubiera para un carro buscára allá mi remecio: mas doce leguas en medio, sin blanca, y pisando barro, tengolo por desatino. Cat. Qué en fin, ya se fué Don Diego? Crist. Una posta busco luego para abreviar el camino.

Cat. Tal priesa le deben dar

Juanico, y la Dorotea.

Crist. Si hará, mas quando la vez, vayala el Turco á arrendar la ganancia. Luc. Cómo asi? no la lleva muchas cosas de las que hay acá curiosas? Crist. Y todas de carmesí, dos gruesas de moxicones, y quatro de puntillazos, porque conmute en porrazos medias, mantos, y gurbiones. Garc. Allá se lo hayan, como te sientes tú? Luc. Algo mejor. Garc. Aliviósete el dolor? Luc. Asi, asi, un quintal de plomo parece que me han quitado de la cabeza; este oido me hace extraño ruido. Garc. El sereno lo ha causado: no será nada, Lucia á toda tu parenteia he combidado, recela Fadrique, si de este dia pasa el ser esposo tuyo, que no la tienes amor, pues que te sientes mejor, y con casarte concluyo de dos cuidados el uno. no me des vejez cansada. Luc. Yo, señor, si á tí te agrada, en buen hora. Garc. No hay ninguno en Toledo, que no alabe la eleccion que habemos hecho. Luc. Basta estar tu satisfecho; quisiera yo, Dios lo sabe, hallarme con mas sazon, sin el dolor de cabeza, que ocasiona mi tristeza, y me aprieta el corazon, que en lo demas, él merece voluntad tanta. Garc. Está bien, es noble; y le quieres bien, vistete, si te parece, de boda, porque mejores, si aliviar achaques quieres, que galas en las mugeres dicen que quitan dolores, y viene ya el desposado.

Luc. Por darte gusto lo haré;

30 lo que pidé, se le dé para el carro á ese criado. y vayase en horabuena, no esté aqui quien ha servido á un hombre tan atrevido. Cat. Pues no me da á mi eso pena, y tienesla tú? Luc. Por tí, que aunque ingrata. Cat. Ya lo veo. Garc. Camplamoste ese deseo. Cat. Méjor dirás frenesí. Garc. No tendreis para el camino en dos docenas de reales harto? Crist. Vaya, esten cabales, y habrá para carro, y vino. Garc. Venid, pues, y os los daré. vase. Luc. Que vegga disimulado le dí. Crist. Vendrá enamorado, que es mas, el Cielo la de, señora Doña Lucia, el consorte que desea, y vuesa merced posea dos maridos en un dia. Cat. Servistes á dueño vos, que dos mugeres procura, no me espanto. Crist. Soy yo un Cura, no sencillo, mas de á dos. Luc. Estás ya contenta? Cat. Bueno. los zelos que te he causado. tu boda han apresurado; hizote mal el sereno, y ya aliviarsete empieza desde hoy, mas estimarélos. que son linda cosa zelos ... para el dolor de cabeza. Luc. Qué bien estás en el caso. amor, ayudadme vos, y afirmaré que sois Dios, si con Don Diego me caso. se son vase. Salen Don Juan, y Don Diego. Dieg. Gracias á Dios, que ha dado tan buen suceso á España, derrotado de ese modo el blasfemo, y Cádiz defendida, ya no temo desdichas de esta guerra. Juan. No volverá la armada á Inglaterra, segun los temporales, con cincuenta navios. Dieg. Otros males

la amenazan mayores,

asome el mayo matizando flores. y pasese el Invierno, vereis que nuestro Rey en años tierno triunfando de Bretaña nuevas coronas acumula á España. Juan. Guarde Dios á Isabela, sol que dió España á Flandes, que ya su católica fama, y á triunfos nuevos su piedad la llama. asirmase por cierto, que intenta en la Isla herege tomas puerto con cinco mil Infantes. que si Españoles son, serán bastantes para que pise Roma la apostata cervíz, que España doma. Dieg. Dicen que se levantan los católicos della, á quien no espantau heréticos engaños, que desde Enrico Octavo tantos años de martires divinos, Alcázares poblaron cristalinos. Juan. Una Isabel bastarda emponzoñó su patria, en otra guarda legitima Española, a es abod snur son restaurarse la fé, que ya enarbola estandartes sagrados, sur alsoad Emi porque de una Isabela desterrados, por otra restituidos, vuelvan los sacramentos perseguidos, y remedie pues vela daños de una Isabél otra Isabela. Bieg. Decidme ahora, primo, qué os pareció Sevilla? Juan. La supor Menfis de Castilla. Dieg. Teneis razon, que es gran lugar Sevilla. Sale Crist. Famoso va el enredo, que contar dexarémos en Toledo. Dieg. Cristal, que hay de Lucia? Crist. Tramoyas, vive Dios, que si este no animan diligencias, nos han de salir mal las apariencias: senor Don Juan, qué es esto? como se vuelve vuesarced tan presto? huyeron los. Ingleses, in the land ó vale mas Olanda, que Olandeses?

pues se desandaluza, traerá el pillage en ántes, y en gamuza? Juan. Traigo, Cristal, cuidados por huir el herege mal logrados, no hallamos sino lodos, y vuelvome à Madrid como hacen todos. Dieg. Necio, dexemos eso, y el estado me di deste suceso. Crist. Direte lo que pasa, ó se desposa Don Fadrique, ó casa esta noche sin duda, si el Dios enredador no nos ayuda, adorate tu dama desengañada, y puesto que te llama, si aprisa no acudimos, ruegos de padre, persuasion de primos, con una hermana agente, delante el novio y el amante ausente, dudo de tu fortuna, porque toda muger desde la cuna dicen (youlo he sabido) marido, tayta, guay, mama, marido. Dieg. Si eso, Cristal, es cierto, anegóse mi amor cercano al puerto. Juan. Luego aquí teneis dama? Crist. Señores, atizemos esta llama con nuevos embelecos, que no alumbran candiles si están secos, oid un medio agudo, pues que vino Don Juan á tiempo crudo, con su ayuda saldremos deste pantano, siganme, y darémos trazas por el camino,

que celebren mi ingenio peregrino.

Dieg. Primo, un angel adoro
en quien mi vida cifra su tesoro,
perdime si la pierdo.

Juan. Como os importe yo... Crist. No hay amor cuerdo, venid, que una locura

á luz saca tal vez otra ventura.

Dieg. Alcance yo a Lucia,
y goza tú, Cristal, la hacienda mia.

Crist. Premio menor me agrada,
que quien todo lo ofrece no da nada.
Vase, y sale Don Fadrique muy galan,
Don Pedro, y Don Antonio: por otra

puerta Don Garcia, y Doña Cata-

Garc. Tenia tan deseada
Don Fadrique, esta ocasion,
con estorvos dilatada,
que por ver su evecucion,
aunque está la desposada
indispuesta, ha de quedar
esta tarde concluida,
mil años vengais á honrar
con otros tantos de vida,
señores, mi casa. Ant. A dar
á vuesa merced venimos
parabienes, que admitimos
de vuestro amor igualmente,
pues con el deudo presente
nueva ventura adquirimos.

D. Ped. Y nuestro primo, el valor que de tal padre consigue en retorno de su amor

Fad. Para que el gusto mitigue de tanto bien el temor de este azar, el Cielo ordena, que mi esposa no esté buena; en todo soy desgraciado:

Garc. No tengais, Fadrique, pena, que el achaque no es mortal.

Cat. Melindre, y delicadeza
de damas, nunca hacen mal.
Garc. Dió en labarse la cabeza
anoche, y el tiempo es tal,
que con ménos ocasion
he visto yo ensordecer
otras de mas complexion;
pero en saliendoos á ver
la vergüenza y turbacion
de admitiros por su esposo,
todo accidente achacoso
vendrá á reducirse á gusto;
que tal vez un grande susto
sana el mal mas peligroso.
Catalina, entra por ella.

Sale Ques. Ay lastima semejante?

perdone por hoy su amante.

Garc. Qué es eso? Ques. Pobre doncella!

Cat. Con qué salis vos ahora?

Ques. Con qué tengo de salir?

Es poco mal el no oir? pues sorda está mi señora, truxela ahora un recado de parte de Doña Ines la de Santa fe, y despues de haberme desvencijado á voces, que ronco estoy, no ha sido posible oillo mas que por 'el colodrillo.

Garc. Valgame el Cielo? Fad. Yo soy

en todo poco dichoso.

Cat. Señor, todo esto ha fingido, aparte ya ves lo que ha resistido com sego á el. el admitir por esposo, despues que vino Don Diego, á Don Fadrique. Garc. No sé si es eso, ó no, mas yo haré si á determinarme llego, que le cueste la sordéz mas de lo que ella imagina, quedate aquí, Catalina; que al cabo de mi vejez una rapaza me trate de esta suerte? Vive Dios, si no se casan los dos, que he hacer un disparate.

Cat. Si vos la quereis sanar, Fadrique, de este accidente, fingid quando esté presente, que os venís á desposar conmigo, porque en desvelos os pague desprecios tantos, y vereis que si ser santos,

saben sanar sordos zelas.

Sale Quesada, Don Garcia, y Doña Lucia, sorda, hable muy recio.

Luc. Tengo yo de ir contra Dios, haga lo que él se sirviere, si Don Fadrique me quiere asi, demonos los dos las manos, que yo no falto á lo que tengo ofrecido.

Garc. Eso es lo que yo te pido. Luc. No entiendo hableme mas alto.

La mano á la oreja. Garc. Ella ensordeció de veras, vióse desdicha mayor? Cat. Persuadete, señor, & el aparte.

que estas todas son quimeras con que el casarse dilata. Garc. Eso como puede ser, si me jura obedecer, y darle la mano trata? Cat. Lo promete? Garc. Y sale á eso. Cat. Alto, desposarlos puedes. Luc. Dios guarde á vuesas mercedes. Siempre habla desentonadamente, como sorda.

Hice esta noche un exceso, que á la cara me ha salido. Ped. Mejor dixera que en ella sale el sol, y el alva bella. Ant. Vos, primo, habeis escogido tan á mi satisfaccion, que envidiaros desde hoy puedo. Ped. Ni hay mas belleza en Toledo. ni perdais esta ocasion, que sorda, Fadrique, vale mas que quanto España cria.

Fad. Estimo la suerte mia, puesto que cara me sale con tan cruel accidente.

Ant. Sanará, no hay que dudar, que no es dificil curar a conse la sordez quando es reciente.

Ped. Habladla. Fad. Si no ha de oirme, de qué servirá cansarla! Ant. Por señas podreis mostrarla

vuestro amor. Fad. Qué á perseguirme llegue mi desdicha asi!

Garc. No es sorda del todo, alzad la voz. Fad. No hay prosperidad cumplida, señora, en mí, recio. ni del amor supe yo, que ensordeciese su fuego, siempre le pintaron ciego, pero sin oidos nos una gad al mind Mal mi fe satisfareis, participate a distribution pues cerrandoos las orejas, promitivo la si nunca escuchais mis quejas, como las remediareis? Yo solo he de padecer este mal. Luc. Estaba fria, y pasada la legia, no sabe Ordonez hacer cosa perfecta, es terrible.

Ques. Adjetivad para peras. O 201111 ---Fad. Siempre el amor que es de veras se aumenta con lo imposible. No os congoxe esa desgracia, mi bien, que mas asi os aprecio. Luc. No entiendo, hablen mas recio. Ant. Hay sorda con mayor gracia? Fad. Digo que mi fé no duda, to im aunque os tiene compasion, mosta de amaros. Luc: Mejores son unos cogollos de ruda, y aceyte de manzanilla. Garc. No es eso de lo que trata. á ella Luc. Jesus! yo de hoja de lata? no ha de ser la trompetilla sino de plata muy fina. Ques. A esotra puerta. Cat. Dexemos, hermana, vanos extremos. Luc. Si contigo, Catalina, casar Don Fadrique ordena, viendome de aqueste modo, sirvase el Cielo con todo. Garc. Eso es lo que le da pena. Lue. Pero acrecentarme enojos, agraviandome los dos, ya lo ven, hizolo Dios, and q qué he de hacer? Fad. Ay bellos ojos, no me mateis mas de amores, que sin municion de perlas me abrasais, y con perderlas. desperdiciais sus valores. Yo os adoro de esa suerte, á daros la mano vine, 🛌 nadie, mi bien, imagine, que ha de bastar, ni la muerte, á engendrar olvido en mí, dadme esa mano, señora. Luc. Que se dexe por ahora el desposorio? eso sí, que Dios querrá que esté buena, él los oidos me abra. Garc. No es eso. Luc. No oigo palabra. Garc. Desposarse luego ordena. Ant. A esto solo hemos venido, escusense dilaciones. Luc. Buenos son los algodones, pero es notable el ruido que siento. Ques. Habladme en entrando.

Garc. Lucia, acabemos ya, mira que tu esposo está tu amoroso si esperando, muy alto. y que yo tu padre soy. Luc. Luego hoy se quiere casar? Garc. Pues quando? Luc. Sin reparar de la manera que estoy? Fad. No tiene amor quien repara en algo; hermosa Lucia. Luc. Pensé que lo suspendia hasta tanto que sanara, y por darle gusto yo... Fad. Todo es prisa en quien adora. Luc. Y ahora ha de ser? Garc. Ahora. Luc. Pues digoles yo que no? Garc. Llegaos, Don Fadrique, aquí, y sin estorvos poned... llegase, Luc. Qué dice vuesa merced, que le dé la mano? Gar. Sí. Luc. Y me quiere sorda? Fad. Peno por vos. Garc. Su amor no conoces? Luc. Pues no me atruenen á voces, que no somos sordos. Ques. Bueno. Sale Cristal. Crist. Las dos docenas de reales,

que vuesamerced me dió, vuelvo á pagar, vengo vo del solar de los Cristales: que aunque pobres siempre han sido de grata correspondencia, tuvome mi diligencia dentro de un carro embutido. y quando quiso arrancar, ví á un carreterro cargado. de cartas recien llegado, que se acercó á preguntar: quién de todos sirve aquí á Don Diego de Acebedo? dixele no está en Toledo, replicó, servisle? sí. The and las Pues una dama en la Corte de la me dió en persona este pliego, encargándome, que luego con quatro reales de porte se le diese en propia mano, o en ausencia suya vos; encontré, tomadle, hermano.

E

Que cansado, de buscaros caro el porte me saliera, si en la vega no supiera, que habia aquí de toparos. Paguéle, y con tentacion de ver lo que contenia, aunque fué bellaqueria, le abri, y supe en conclusion cosas que le han de importar: tome, y á Dios que le guarde. Garc. Esperad, no os vais. Crist. Es tarde, y quiere el carro arrancar. Mal avase. Gar. Qué me ha de importar á mi? Luc. No era el mozo de Don Diego aquel? Qu. El mismo. Gar. A mi pliego de D. Diego? Luc. Y se está aquí? pues allá no se volvia? Garc. Valgame Dios! leerle quiero. Luc. Tornaba por mas dinero? The site of Garc. Galla, y escucha, Lucia, sm Y sight Lee. Dueño mio cel amistad que á Don Fadrique debeis, pagarle ahora podeis, sea mentira ó sea verdad, que se ponga le avisad en cobro, que á la justicia acaban de dar noticia, que quando en Madrid estaba los doblones cercenaba. mirad qué extraña malicia. Fad. Quién? cómo es esto? ó villano, ola, ese mozo tened, vive Dios, tras él corred. Ques. No le alcanzará un alano. Garc. Pues qué culpa tiene el pobre si esta carta recibió? Fad. Jesus, qué cerceno yo doblo nes, plata, ni cobre? yo en mi vida? yo soy hombre que en tal baxeza se emplea? Garc. De la Doña Dorotea es la carta; y de su nombre está firmada en la nota: la letra con la primera se conforma. Ped. Ay tal quimera? Luc. Señor, por qué se alborota un me Don Fadrique? set arrepiente a la sour de desposarse? las sordas ant . Dinnotino

cansamos. Ques. Buenas y gordas Fad. Algun infame insolente por manchar la opinion mia. Garc. Veamos qué dice mas. Luc. Señor e no me lo dirás? Garc. Galla, y escucha, Lucia a off and Lee. Un Alguacil va á prendelle de la dela de quien supereste suceso, supremula de la muchos cómplices han preso, avisalle es socorrelle, and esta amistad quise hacelle por si en su casa os hospeda, mi bien, cercenar moneda, es delito manifiesto, dadle aviso, y volved presto; quien sin vos llorando queda, Doña Dorotea Laso Garc. La misma es, qué hay que decir? Fad. Tras el infame he de ir huma de av ... hasta saber, Ant. Primo, paso. Sale Don Juan con vara. Juan. Quien es aqui Don Fadrique? Fad. Quien lo pregunta? Juan Sois vos? Fad. Yo soy. Juan. Pesame por Dios, aque tal de vos se publique, a onsivéros que esa presencia desmiente nov ol av toda falsa deusación, Repúd shi sa daos, caballero, á prision. Fad. Primero que tal intente, y nadie infamarme pueda, tengo al mundo de mostrar, que sé lenguas cercenar, mas no cercenar monedamen al somb Vanse acuchillando. Juan. Favor al Rey. Garc. Ay tal cosa, vamos á ver en qué para: Jesus, Jesus. Ped. El que ampara opinion tan afrentosa, participara su afrenta, retirome Don Antonio on soil vase. Ant. Este ha sido testimonio, dio el la mas no corre por mi cuenta. . vase. Luc. Qué pendencia es esta, hermana? Cat. De espacio para eso estoy, A A A á ver si se libra voy, aciacia penod Quesada, abre esa (ventana. Ronan & A. S. Luc. Cristal anda por aquíldo a sovanse. Sale Cristal, y Don Diego

Crist. Bueno se le va poniendo el ojo á la aca. Luc. Cristal, cómo no viene Don Diego? Crist. Anda haciendo trampantojos, mas hetele hecho, y derecho. Dieg. Tenemos seguro el campo, prenda mia? Luc. Sí tenemos, á lo ménos de mi parte. Dieg. Pues de la mia esté cierto vuestro amor, que á no adoraros, nunca yo me hubiera puesto al peligro que habeis visto. Luc. No me debeis à mi ménos, pues por vos me he vuelto sorda, dilatando el casamiento de vuestro competidor; pero decidme, qué es esto del delito que le imputan? Ilévanle de veras preso por cercenador de escudos, ó es traza de vuestro ingenio? Dieg. Traza de nuestro Cristal, grande inventor de embelecos, á él se le den las gracias, y á mí, mi bien, el provecho. Luc. Asi se agravian amigos? Dieg. Por la dama y por el Reyno el amor, y la ambicion, dexan amigos y deudos; pero en fin, ensordecistes? Luc. Sorda he estado para ellos, y argos para vos de oidos. ojos ya, pues aquí os veo. Dieg. Y ofender á vuestra hermana será lícito? Luc. En lo mesmo que vos me habeis respondido, disculpas amantes tengo; mas hablad paso, no salga, que aun permanecen sus zelos, y perdido os ama mas, que quando os juzgó su empleo; pero qué haremos ahora cle Fadrique, que va preso sin causa? Dieg. Las que me ha dado so n bastantes. Luci Cómo es eso? pules cercenaba moneda en Madrid? Dieg. De mis deseos, de mi amor, de mi esperanza,

35 de serviros y de veros; mas eso no os dé cuidado, que todo quanto se ha hecho fué, mi bien, ruido hechizo, nuestro amor aseguremos antes que vuelvan estorbos, dadme esa mano. Luc. Rezelo Doroteas cortesanas. Crist. Ahora tenemos eso? si lo sabes, de qué dudas? Luc. Ahora bien, amor os debo, que con esta mano os pago, dánselas. mi esposo sois. Dieg. Vos mi dueño. Crist. Doña Catalina sale. Luc. Pues á mi sordéz me vuelvo. Sale Cat. Dios le libre por quien es, que ni es posible ni creo que tal hombre esté culpado; qué miro! señor Don Diego, vos aqui? Jesus. Dieg. Señora, amistades que respeto me traen por darlas ayuda, segunda vez á Toledo, en la mitad del camino me avisaron el suceso de nuestro buen Don Fadrique. Crist. Si le prenden, no tan bueno. Dieg. Imaginé hallarle aqui; pero ya que tarde he vuelto, os quise besar las manos, y mostrar el sentimiento de ver vuestra hermana asi, desgracia extraña por cierto, tal belleza sin oidos. Cat. Haselos cerrado el cielo, para que en ofensa mia no os escuche, y me dé zelos. Luc. Contenta estarás ahora. Como sorda. que vuelve el señor Don Diego á alentar tus esperanzas; digo bien? cómo? no entiendo. Cat. Mas le traerán tus cuidados, recio. que los mios. Luc. Si embelecos de enemigo, y envidiosos la carta habrán contrahecho de la Dorotea fingida, que en la Corte hay mucho desto,

no es verdad? Dieg. Si, mi señora. Cat. Pluguiera á Dios. Luc. Yo lo creo, casarémonos los quatro; pero, hermana, no sabremos por qué riñó Don Fadrique, y en qué paró? Cat. Es largo cuento, yo te lo diré despacio.

Luc. Valgame Dios! por el juego?
luego en eso tambien daba?
y vos, señor, venis bueno? á D. Diego.

Dieg. Vengo muy para serviros.
Luc. Habladme un poco mas recio.
Crist. O, sordilona, chancista.

Dieg. Qué lastima! Luc. Del sereno anoche, y de la legia.

Cat. Que no te preguntan eso.

Luc. Yeso? podrá ser, que estaba
recien hecho el aposento:
matanme las humedades.

Dieg. Es sin duda. Lue. Como duermo con una toca no mas, recien enjuto el cabello, en verdad que me destruye.

Dieg. Gran descuido.

Luc. En Dios lo espero:
habia de quedarme asi
toda la vida? Crist. Adefesios
responde. Luc. Gusta mi padre
que me despose primero
que me cure, obedeceré.

Cat. En fin, señor, os perdemos por novias antecesoras.

Dieg. No sé lo que os diga de eso; el tiempo descubrirá la verdad. Cat. Ya lo hizo el tiempo.

Luc. Hate vuelto a recibir? ă Cristal. Crist. Si senora. Luc. Te prometo, que me pesaba de verte sin comodo. Crist. Se las beso.

Hablan aparte Doña Catalina, y Don Diego.

Luc. Si, vayase, que vendrá
mi padre, no ocasionemos
pesadumbres, si á los dos
os halla hablando en secreto.

Dieg Toda sorda es maliciosa.
Ca. Y mas si es sorda con zelos.

Dieg. Con zelos, de quién? Cat. De mí.

Dieg. Sin amor mal puede haberios.

Cat. Quiereos mucho. Dieg. Si hoy se casa,
bien lo muestra. Crist. El viejo, el viejo.

Sale Garc. Si se hubiere jamás visto caso igual! mas cómo es esto?
qué haceis Don Diego aqui vos?

qué haceis Don Diego aqui vos?

Dieg. Vine á deshacer enredos,
que vos podreis convertir
en fé de tan noble y cuerdo
en alegres desposorios.

Garc. Cómo? Dieg. Sepamos primero en que paró Don Fadrique?

Garc. Oid que es extraño cuento.
Salió la espada desnuda,
con un alguacil riñendo,
que al parecer engañoso,
intentó llevarle preso,
porque en Madrid cercenaba
oro y plata. Crist. Por lo menos.

Hace por escuchallos Doña Lucia, la nono tras la oreja.

Gare. Alborótose la calle,
y á las voces acudiendo
Alguaciles Tolodanos,
gente y vecinos con ellos,
acusado de su culpa
el fingido forastero,
se nos desapareció
como espíritu en dos credos,
juzgára yo ser picon,
á no recibir primero
esta carta remitida
á vos, que este mozo vuestro
me traxo, donde me escribe
la dama que está sin veros
llorando, la del Juanico.

Dieg. Proseguid, que ya lo entiendo.

Garc. Digo, que en ella os da parte
de este caso por extenso,
para que en fé de su amigo
previniesedes el riesgo
de Don Fadrique, si bien
unos y otros son enredos,
que eslabona por burlarnos
algun ocioso discreto;
casi estaba peasuadido
el Don Fadrique á lo mesmo,
quando de parte el Vicario

le mandan que cumpla luego á la Doña Dorotea que hablé ayer (encantamiento parece) la té, y palabra que la dió de casamiento, asi una cédula suya lo afirma: todos sus dendos que lo han sabido, pretenden soldar su opinion con esto: negabalo el Don Fadrique; pero el Fiscal acudiendo al brazo seglar, le ha dado por cárcel su casa, y puesto en ella dos ó tres guardas; y segun es el aprieto en que la parte le pone, casaránse sin remedio, santiguando me entré en casa, y podré hacerlo de nuevo, pues quando en Madrid os juzgo dos hallo aquí, segun esto veamos que traza dais para que todos troquemos, (segun decis), pesadumbres en dichas, que ya la espero. Dieg. No es muy dificil, oid. Sale Ordonez, y luego Don Juan. Ord. Aquí busca un caballero á vuesa merced, señor. Garc. A mí? Ord. Y al señor Don Diego. Garc. Tenemos nueva maraña? Dieg. Mi primo es, perded rezelos. Garc. Dile que entre. Juan. Guarde Dios á vuesas mercedes. Garc. Bueno: el alguacil cortesano no sois vos? Ju. Yo soy el mesmo, digo alguacil del amor, que he venido á prender zelos. Dieg. Don Garcia, como supe que el que elegisteis, por yerno, y Doña Lucia hermosa por esposo, de amor ciego, no pagando obligaciones de honor, provocaba al cielo, y vuestra casa injuriaba, me dispuse por el medio a Cristal. de esas dos cartas escritas

por este, que para enredos

tiene extraña habilidad... Crist. Yo he sido el Don Doroteo. Dieg. Serviros con impedir bodas, y desasosiegos de conciencia y de caudales; que ya amenazaban pleytos, ni yo en Madrid tengo dama, ni Don Juan merece ménos, siendo mi primo, y mi amigo rico, noble, mozo, y cuerdo, el lugar que desocupa Don Fadrique. Garc. Cómo es eso? qué las cartas eran falsas? Crist. Tengo el genio contrahecho, traigan tinta, y lo verán. Garc. Jesus, Jesus, mucho os debo, y el yerno que me traeis le estimo yo, mas primero he de hacer informacion. Juan. La mano de padre os beso. Garc. Lucia, ya has mejorado de esposo. Luc. En el pozo? Es cierto. Garc. Qué? Luc. No dice que se echó Fadrique en el pozo? Ord. Bueno, concertadmer esas medidas. Garc: Este señor te traemos para casarse contigo. Cat. Primo es del señor Don Diego. Dieg. Y mayorazgo en Castilla. Luc La trompetilla? pues luego: y mire que sea de plata, A Don Juan. mas no tenga mucho peso. Cat. No oye mi hermana, señor, lo que no quiere, esto es cierto, que en efecto, no hay peor sordo... ya me entienden. Luc. No te entiendo qué dices? Cat. Que D. Fadrique recio. está ya casado. Luc. Estélo. Cat. No contigo, Luc. No connigo? muy bien oigo todo aqueso. Cat. Y que en su lugar... Luc. Si. Cat. Viene á darte este Cavallero la mano. Luc. Llamaron? Cat. Oye. Luc. Eso, hermana, no lo entiendo. Cat. Porque ya habemos sabido que Don Diego... Luc. Ha, si, Don Diego;

38

eso muy bien lo oigo yo. Cat. Eso tambien yo lo creo: está libre.

Luc. Esté en buen hora.

Cat. Y hoy tiene de ser mi dueño. Luc. Tu sueño? qué en fin soñaste? pues mira, no creas en sueños.

Cat. No oyen esto? Yo bien digo, que es la sorda de estos tiempos. Garc. Anda, que estás maliciosa. Luc. No te entiendo, no te entiendo.

Cat. Digo... Luc. Alza un poco la voz. Cat. Que te casa con Don Diego,

señor padre. Luc. A fe? Cat. Sin duda, Luc. Los pies, y manos te beso.

Va á abrazar á su padre. y porque no vuelva atrás tan prudente, y justo acuerdo; advierte, que el desposorio buen rato ha que le hemos hecho,

Dieg. Señor, esto es la verdad: recíprocos pensamientos, voluntades concertadas, correspondientes deseos, crueldad es contradecirlos.

Cat. Cómo? Dieg. D. Juan es sugeto digno de vuestra hermosura.

Luc. Padre, siga este consejo, y verá como oigo al punto,

Garc. Luego fingistelo? Luc. Tengo

para no escusar pesares los oidos muy adentro; á Don Diego dí la mano, y él los sentidos me ha vuelto, si me privan ser su esposa, hagan cuenta que ensordezco. Garc. Esto debe estar de Dios.

A su hermana. Luc. Con desengaños no hay zelos. Cat. Es verdad; pero hay injurias. Garc. A Madrid nos partiremos, que si como vos decis,

y yo tambien me prometo, hallo que el señor Don Juan... Dieg. No hay para que dudar eso,

sino aprestar la jornada, que allá nos desposaremos. Luc. Pues hasta allá seré sorda.

Crist. Entrate, Ordoñez, no hablemos los dos en esta Comedia, y seremos los primeros

Lacayo, y Lacayatriz, que no nos hemos dicho esto.

Ord. Cristal hum, Crist. Ordonez hum, Accion de la uña en los dientes.

Luc. Verificado en mí dexo, Los dedos en la boca. Senado, que no hay peor sordo, que aquel que se finge serlo.

## FIN.

CON LICENCIA EN MADRID.

AÑO DE 1804.

Se hallará en la Librería de Gonzalez, calle de Atocha, frente á los Gremios,

## Donde ésta, se hallará un gran surtido de Comedias y Tragedias antiguas y modernas, Saynetes, y Entremeses.

El Viejo y la Niña.

A Padre malo, buen Hijo.

Cristobal Colon

La Inociencia triunfante.

El Hanibal, unipersonal.

El Guzman, unipersonal.

El Aguador de Paris.

La Amalia ó Ilustre Camarerita.

El Contrato anulado.

El Rencor mas inhumano de un pecho aleve y tirano: la Condesa Genovitz.

El Trapero de Madrid.

Dar ser á su propio ser, Osman.

Defender al enemigo en la traicion es lealtad, y defensa de Carmona.

La Lealtad, ó la Justa desobediente.

El Negro y la Blanca.

El Negro sensible. El Alcides de la Mancha, Don Quixote.

El Emperador Alberto, ó las Adelinas, dos partes.

El Hijo reconocido.

La Vanda de Castilla, y duelo contra sí mismo.

Fatme y Selima. Ifiginia en Aulide.

La Dama Labradora.

La Dama sutil.

La Familia indigente, en un acto.

La Buscona.

Por la puente Juana. La muerte de Héctor.

Perder el Reyno y poder, por querer á una muger.

La Moza de cántaro.

Restaurar por deshonor lo perdido con rigor.

Lidian amor y poder hasta llegar á vencer: Seleuco Rey de Siria, de hombres.

Los Pages de Federico. Los trabajos de Job. Los Trabajos de Tobias.

Misantropia y arrepentimiento. Misantropia desvanecida.

El Rigor de las desdichas, y mudan - zas de la fortuna.

Natalia y Carolina.

No hay mudanza ni ambicion donde hay verdadero amor.

Numancia destruida, Tragedia.

Por oir Misa y dar cebada nunca se perdió jornada.

Zenovia y Radamisto. Séneca y Paulina.

Zorayda, Reyna de Tunez.

Las Víctimas del amor, Ana y Sindan.

Cada qual con su cada qual.

Catalina Segunda. Cecilia, viuda. Christina de Suecia.

De dos enemigos hace el amor dos amigos.

Defensa de Barcelona por la mas fuerte amazona.

Doña Berenguela.
Doña Ines de Castro.
El Abuelo y la Nieta.

El Abuelo y la Nieta. El amor constante, ó la Holandesa.

El amor dichoso.

El Asturiano en Madrid, y observador instruido.

El Atolondrado.

El Buen Hijo, ó Maria Teresa de Austria.

El Buen Labrador.

El Calderero de San German.

El Católico Recaredo.

El dichoso arrepentimiento. La Industriosa Madrileña.

El Falso Nuncio de Portugal.

40

El Fenix de los Criados. El hombre agradecido.

El Marido de su hija.

El Matrimonio por razon de estado.

El Pueblo felíz.

El Señorito Mimado.

El Sitio de Cales.

El Sol de España en su oriente, y Toledano Moysés.

El Tirano de Ormaz. El Vinatero de Madrid.

Exceder en heroismo la muger al héroe mismo, la Emilia.

Federico Segundo, tres partes.

Hernan Cortés en Tabasco.

La Bella Inglesa Pamela, dos partes.

La Esclava del Negro Ponto. La Espigadera, dos partes. La Dama es la mejor dama.

La Isabela. La Jacoba.

La Judit Castellana.

La Mayor piedad de Leopoldo el grande.

La Modesta Labradora. La Moscovita sensible.

La Melindrosa, ó los Esclavos supuestos.

La Negra por el honor. La razon todo lo vence. La Señorita mal criada. La Toma de Breslau.

La Viuda generosa.

La Zayda. El Café.

La Vivandera ilustre.

Los dos Amigos.

Los Esclavos felices.

Los Falsos hombres de bien,

Los hijos de Nadasti.

Los Monteros de Espinosa.

Luis XIV. el Grande. María Teresa de Landau.

Pedro el Grande, Zar de Moscovia.

Por amparar la virtud olvidar su mismo amor, la hidalguía en una Ingiesa.

Por ser leal y ser noble dar puñal contra su sangre, la toma de Milan.

Quien oye la voz del cielo, convierte el castigo en premio, la Camila.

Siquis y Cupido. Soliman II Statement Troya abrasada.

Un Montanés sabe bien donde el zapato le aprieta. A grant de la la sancialita de la lactione

El Confidente casual. El Delinquente honrado.

El Mayor monstruo los zelos, y Tetrarca de Jerusalen.

Lo cierto por lo dudoso.

Catalina Segunda, Emperatriz de Rusia.

Los Encantos de Madea.

El Justo Lot.

Antes que te cases mira lo que haces,

Exámen de maridos.

Las Doncellas de Simancas.

Servir á buenos.

El Molino.

El Perro del Hortelano.

Lo que ha de ser.

Merecer para alcanzar.

La Bizarrias de Belisa.

EMP CHRESTY A SANGERFY MORTH CARD

v.23

a districted of like stress Super Cited by Landest THE RESERVE ! is spen the 34 department State of the local

## RARE BOOK COLLECTION



THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL

PQ6217 .T444 v.23 no.3

